

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

#### Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

## Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com



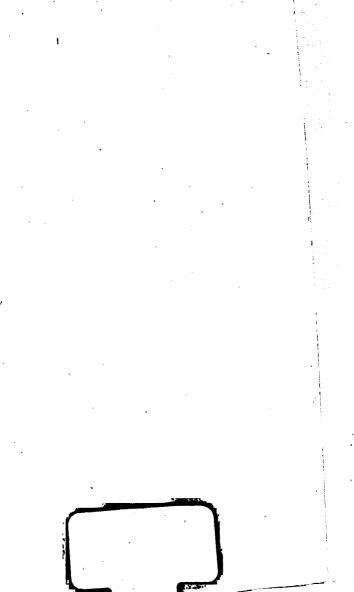

Parista

.

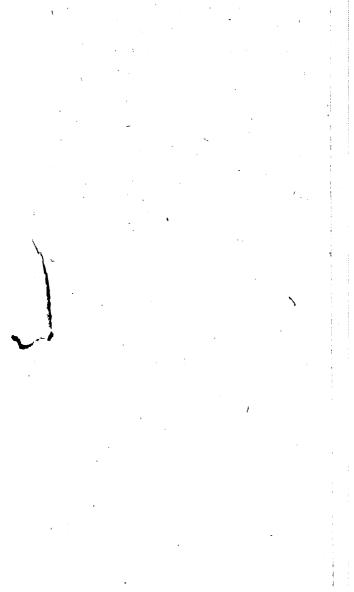

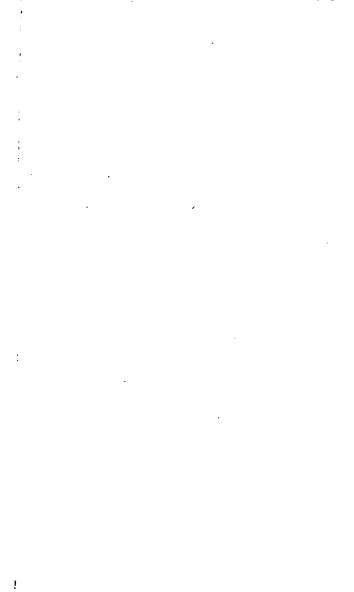

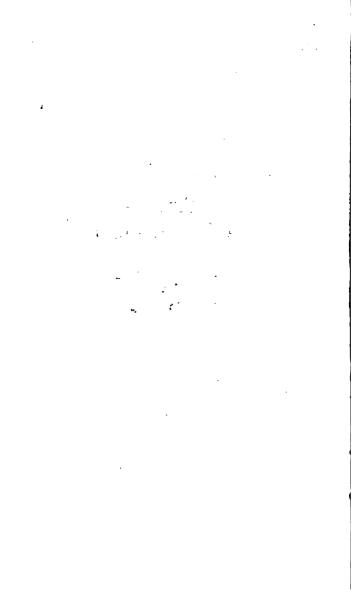

# TO NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS



# PARNASO ESPAÑOL. coleccion DE POESÍAS

ESCOGIDAS

DE LOS MAS CÉLEBRES POETAS

CASTELLANOS.

TOMO I.



CON LICENCIA.

MADRID. Por Joachin Ibarra. 1768.

Se ballará este, y los demás que payan saliendo, en la Librería de Antonio Sancha; Plazuela de la Paz.

# TO NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENGX AND TILDEN FOUNDATION

# PROLOGO.

Ntre las Obras, que desean los hombres de gusto, y amantes de las glorias de la Nacion, no era la menos principal una Selecta Coleccion

de Poesías, con la qual se pudiese formar un Parnaso Español, no tan solo capáz de exceder á los modernos de las Naciones vivas, sinó de competir con los antiguos de Grecia, y Roma.

Aunque son tan notorias á los estudiosos, é inteligentes en este noble ramo de nuestra bella Literatura las muchas preciosidades que atesoran las Obras conocidas de nuestros mas clásicos Poetas para el cumplido desempeño de este vasto proyecto; pero no es menos profundo, y rico el tesoro que yace confundido, é ignorado, tanto en los mismos Poetas conocidos, como en otros muchos, que no hán llegado á noticia aun de los mas aficionados á esta casta de erudicion; yá por lo raras, que hán hecho el tiempo, y nuestra desidia las Obras de nuestros mas célebres Autores en todas clases; yá, lo que es mas cierto, por el poco aprecio con que generalmente se mira la erudicion Nacional; de que resulta la ignorancia de muchos ilustres Escritores Españo-

A<sub>2</sub>

les, y la indiscreta inclinacion á los Estrangeros. Sirva de egemplo la Egloga de Ardelia, escrita por Juan de Morales, de cuyo Poeta, y de cuya Pieza (que se incluye en este primer Tomo) se puede asegurar, que aun los mas preciados de inteligentes en la materia, estaban bien distantes de conocer, y por ventura es la mejor cosa que en su linea tenemos en Castellano, y que se encuentra entre lo mas acendrado de los Griegos, y Latinos.

Efectivamente la falta de esta Obra es una de las muchas desgracias, que padecemos en materia de nuestra Literatura, y no pequeña prueba del abandono con que hemos mirado hasta aquí los asuntos que nos pudieran dár mas gloria; pues siendo un proyecto deseado, y aun intentado, y prometido por tantos, no le hemos visto llegar á efecto, hasta el presente, por ninguno. Los Cancioneros antiguos son, á la verdad, unos tesoros preciosisimos, á los quales debemos la noticia, y la conservacion de las Obras de muchos Poetas de los primeros siglos, de que sin su auxîlio careceriamos irremediablemente. A estos se agregan los Romanceros: Colecciones tambien muy apreciables en su especie, que con este, ú otros diversos títulos hán recogido, y publicado sus Autores, de que tenemos abunabundante número, y á cuya clase se debe agregar el Tesoro de la divina Poesía por Esteban de Villalobos, impreso en Toledo en 1587. Pero de los tiempos posteriores, en que se incluye el siglo de oro de nuestra Poesía, no tenemos-Coleccion alguna, que merezca este nombre.

Pedro Espinosa, natural de Antequera, y uno de los buenos Poetas de su tiempo, fue el único que empezó á promover este designio, entresacando con delicado gusto, y eleccion algunas Piezas exquisitas de los Poetas mas clásicos yá conocidos, y otras ineditas, y entre ellas algunas suyas, y formando de todas su libro, que intituló: Primera parte de las flores de Poetas ilustres Castellanos, impreso en Valladolid en 1605; pero ni por él, ni por otro se há continuado despues este gran pensamiento; pues aunque no nos faltan algunos volúmenes de Poesías recogidas de algunos Versificadores modernos, su poca conseqüencia no las há hecho dignas de que pase á la posteridad su memoria, ni que se dé aquí mas individual noticia de ellas.

Para la que necesita el público de la presente Coleccion, basta advertir, que en ella se le proporciona un cuerpo de las mejores Poesías Castellanas, que en adelante pueda servir de modelo para fixar el buen gus-

Аз

to de la Nacion sobre esta parte de nuestra bella Literatura en todas, y en cada una de sus especies; en el qual los yá envejecidos en los abusos de su práctica conozcan los desórdenes á que les conduce su ignorancia, y falta de reglas, y principios, con una clara idea de lo que es verdadera Póesía; y los Jóvenes, en quienes todavía llega á tiempo el desengaño, tengan un dechado, con que regular la imitacion, y corregir los desconciertos de su fantasía. Sobre todo se hará patente el verdadero mérito de algunos famosos Poetas, que aunque tan conocidos del público, lo son, por desgracia, por lo peor, y mas despreciable de sus Obras; y de otros muchos, absolutamente ignorados.

A este fin abraza el presente proyecto todas las especies, y calidades de Poesías de
moderada extension; y en su consequencia
se insertarán las Piezas originales mas sobresalientes, que se encuentran, y en que abundan
nuestros mas clásicos Poetas Castellanos. Asimismo se insertarán las mejores Versiones de
las mas célebres Obras de la antigüedad Sagrada, y Profana. No hay, por decirlo de una
vez, Poeta famoso de los Griegos, y Latinos,
de que no tengamos excelentes Traducciones,
y de algunos copiosamente multiplicadas.
Igualmente se incluirán muchas Poesías inedi-

ditas de ingenios de gran mérito; y otras, que aunque hán sido impresas, lo raras, y desconocidas las puede hacer pasar por originales. Tambien se insertarán no pocas Piezas Poéticas muy dignas, que se hallan derramadas, y confundidas en una gran multitud de Obras prosaycas, de Autores muy clásicos, y mu-cho mas ignoradas, que todas las anteceden-tes. Ultimamente, aunque repugna á la ins-titucion de este proyecto la insercion de los Poemas Epicos de dilatada extension, no repugna la que se executará de algunos nota-bles, y sobresalientes pasages de las mas acreditadas Obras de esta especie.

No se há propuesto método alguno en quanto á graduacion de Autores, ú órden de materias, porque qualquiera que se quisiese seguir sería molesto, y tal vez insoportable en una Obra, en que la variedad, y diferencia deben constituir su perfeccion, y excitar la curiosidad, y el buen gusto. Tam-poco se sigue el órden Cronológico de nuestros Poetas, porque este no conduce, quan-do solo se busca el mérito de las Obras. Sin embargo, la economía que se observará en quanto á la colocacion de las Piezas, y el Catálogo bibliográfico, que se dará al fin de la Coleccion, recompensarán ambas faltas.

Pajo estos supuestos se dexa entender, A 4

que la presente Coleccion no comprehenderá desde el primer origen de la Poesía Caste-. llana. Ancho campo nos presentaban cinco siglos, y medio, que cuenta de antigüedad justificada, y en ellos cerca de mil, y trescientos Poetas Castellanos, desde Gonzalo de Berceo, Monge del Monasterio de San Millán, el Poeta mas antiguo de que tenemos noticia, que vivia por los años 1211; y si creemos á Don Nicolás Antonio, cerca de los años 1080, en tiempo del Rey Don Alonso el VI. Este proyecto adoptaron algunas personas eruditas, que empezaron á trabajar una Coleccion semejante á la mitad del presente siglo; pero aora há parecido mas conveniente tomar para la eleccion de los Poetas la época del siglo de oro de nuestra Poesía; esto es, desde los principios del XVI, en que Boscan, y Garcilaso introduxeron en ella el buen gusto, sacandola de su an-tigua rudeza, hasta mediado el siglo XVII, sin que por esto se desechen algunas Piezas excelentes de Poetas anteriores á Garcilaso; como asimismo de algun otro desde mediado el siglo pasado, época infeliz de la de-cadencia de nuestra Poesía, y nuestra Literatura, hasta el presente, como principio del restablecimiento de una, y otra.

Para mayor realce de esta Coleccion se irán

irán incluyendo á la cabeza de sus Poesías. los retratos de los Poetas que se pudiesen adquirir: circunstancia, que recomienda en cierto modo los escritos, y dá un nuevo lustre á los Autores.

Ocioso es detenerse á ponderar otras utilidades, y conveniencias, que puede traer la presente Obra. Este es uno de aquellos proyectos, que ellos mismos entran desde luego recomendandose á sí propios, y captando el aplauso comun. Los hombres verdaderamente eruditos no miran la Poesía con solo el aspecto de un mero ramo de la Literatura, sinó tambien respecto á ser la llave, que há dado entrada al buen gusto de esta en todos los siglos, y en todas las Naciones. La restauracion de las Letras há empezado siempre por la Poesía, como al contrario su decadencia, y ruina há tenido su principio en ella. Por eso debemos lisonjearnos de no estár yá muy lexos aquellos tiempos felices, en que vuelvan á vérse una, y otra en el aumento, y auge á que las conduzca el restablecimiento del buen gusto en todas las Artes, y Ciencias.

Se há tenido por conveniente dividir la Coleccion en quadernos sueltos, para hacer mas benigno, é insensible su coste al Público; de manera, que puedan formarse suc-

## (VIII)

cesivamente un razonable número de volúmenes, que comprehenderá, y puedan todo género de personas, de qualquiera clase, y posibilidad, adquirir este tesoro, que yacía oculto, y confundido; y al que con libertad, y con razon pueda dár el título de Parnaso Español.



# ARTE POETICA DE HORACIO,

TRADUCIDA

POR VICENTE ESPINEL.

I al rostro humano algun Pintor quisiese una cervíz juntalle de Caballo, y entretexer en ella varias plumas, de suerte, que siguiendo aquel intento, juntos los miembros de diversas partes, en un pescado negro rematase una muger de muy hermosa cara; llamados á mirar esta figura, ¿ podréis, amigos, detener la risa? Pensad, Pisones, que á esta dicha tabla semejante será qualquiera libro, del qual se fingirán especies vanas, como sueños de enfermos, de manera, que ni pies, ni cabeza, ni otro miembro en una propia forma se reduzcan.

Po-

Poder tienen Pintores, y Poetas de osar acometer qualquiera cosa. Bien lo sabemos, y por esto á todos esta licencia damos, y pedimos; mas no de suerte, que animales mansos con carniceros hagan compañía, ni con los Tigres los Corderos pazcan, ni á las Aves se mezclen las Culebras. Muy de ordinario, á los principios graves, y que ván prometiendo grandes cosas, uno, y otro remiendo se les cose de púrpura, que adorne, y resplandezca. Quando se pinta de Diana el Templo, la corriente del agua presurosa, el bosque espeso, ó quando el Rin famoso, 6 quando el pluvial Arco se pinta. Pero qué importa, que el pintarlo agora vá fuera de ocasion, y propio tiempo: y como aquel Pintor sabeis acaso solo un ciprés pintar, y no otra cosa. ¿ Qué habeis de responder al que os lo paga, porque un naufragio le pinteis, adonde rota la Nao, se vió sin esperanza? Comenzando á hacer una grande orza, si nunca dexa de correr la rueda, ¿ por qué sale despues un chico vaso? Finalmente, yo quiero declararme: sea lo que escribís un cuerpo solo, simple, y sin mezcla de diverso paño.

La mayor cantidad de los Poetas, 6 padre, y hijos dignos de tal padre, con la apariencia de lo bueno, y propio venimos á caer en mil engaños: en siendo breve, luego soy escuro: al que se vá trás el galan estilo, las fuerzas, y el espíritu le faltan: y el otro, que profesa grandes cosas, todo se hincha, y todo al fin es viento: vá por el suelo al parecer seguro, y aun de la Tempestad se vá temiendo. Quien prodigiosamente alguna cosa pretende encarecer, pinta en las Selvas algun Delfin, y un Javalí en el agua; por huir de una falta dá en un vicio muy de ordinario, quien carece de arte. Junto á la esgrima de la calle Emilia un muy baxo Oficial de bronce hace cabellos, y uñas, que parezcan vivos; mas el pobre en la suma de la obra quédase corto, porque no la sabe. No quisiera yo ser este que digo, si alguna cosa componer quisiese, mas que con negros ojos, y cabellos, tener una nariz disforme, y fea. Vosotros, que escribís, buscad materia igual á vuestras fuerzas, y gran tiempo: pensad, y revolved qué carga pueden llevar, 6 quál reusan vuestros hombros.

Al que escogiere lo que puede, y sufre, nunca le faltará elegancia, y órden. Esta del ordenar es la excelencia, y la gracia se engaña, ó yo me engaño: que de las cosas, que decirse deben las mas propias escriba, y las restantes á mejor tiempo, y ocasion las dexe: aquello escoja, esotro menosprecie quien promete escribir obras en verso: tambien en el sembrar de las palabras, para cogerlas en sentido nuevo. siendo con discrecion templado, y corto, dirás muy bien si á la palabra antigua por lo que le juntares haces nueva: y si acaso te fuere necesario mostrar lo mas secreto de las cosas con señales recientes, y palabras, concederán, que puedes inventarlas, del antiguo Cetego nunca oidas, tomando la licencia honestamente: y las palabras nuevas inventadas tendran autoridad, si escasamente de la fuente de Grecia se cogieron: que si pudo inventar Cecilio, y Plauto: ¿ por qué no le dará el Romano propio á Virgilio, y á Vario esta licencia? Si yo puedo buscar tambien un poco, ¿ por qué tengo de ser del vulgo odiado? Pues que la lengua de Caton, y de Enio

enriqueció el lenguage de su patría, lícito fue, y será sacar vocablos siempre sellados del presente sello. Como muda cada año nuevas hojas qualquiera Selva, y las primeras caen, así la antigüedad de las palabras muere: y con la costumbre de los mozos las modernas florecen, y se estiman. A la muerte vivimos obligados todos nosotros, y las cosas nuestras, ora Neptuno en la habitada tierra entre, y dé puerto á las cansadas flotas, y de los Vendabales las defienda: ora la que yá fue esteril laguna, y para remos apta de sustento, á las Ciudades todas comarcanas. y sienta arados en lugar de remos: ora guiado por mejor camino, mude su antiguo curso el ancho Tibre. ántes á los sembrados muy dañoso: todo lo que es mortal al fin perece, quanto mas el valor de las palabras: há de durar la gracia, y honra siempre. Muchas palabras nacerán de nuevo, que yá cayeron, y caerán algunas, que agora valen si quisiere el uso, al qual toca el juzgar de las palabras, la forma, y el derecho propio dellas. Hechos de Capitanes, y de Reyes,

y guerras tristes nos enseña Homero en quáles versos pueden escribirse. Al principio se usó, que las querellas en desiguales versos se cantasen: mas despues se introduxo en este modo qualquiera estilo al parecer del ánimo: pero quién inventó estos versos élegos, es contienda renida entre Gramáticos, y aun no está dada dello la sentencia. La rabia, y el enojo fueron parte, que Archiloco inventase los pies jambos: este tomaron los humildes Cómicos, y lo usaron tambien los grandes Trágicos, propio para tratar conversaciones entre personas, que sosiega, y vence el popular ruido con dulzura, muy natural para tratar las Fábulas. La Musa concedió á los versos Líricos de los Dioses cantar, y de sus siervos, del vencedor en la reñida lucha, del caballo primero en la contienda, de los cuidados vanos de los mozos, de los banquetes, y sus libres vinos. Si no puedo, ni sé guardar las veces, ni el decoro, y colores de las obras, ¿ por qué han de saludarme por Poeta? ¿ por qué tengo vergüenza de aprenderlo, y no la tengo de quedarme necio? No quiere la Comedia, ni lo sufre

ser declarada con los versos trágicos y tambien la Tragedia se desdeña de vér tratarse con humildes versos. Dése el lugar que á cada cosa toca decentemente; aunque tambien levanta la voz algunas veces la Comedia, y ayrado Cremes con la voz hinchada se altera, y rifie, y suele algunas veces el Trágico quexarse humildemente. Télepho andando desterrado, y pobre, y Péleo tambien dexan á parte las palabras soberbias, y hinchadas, para mover con su querella á lástima al corazon de quien está mirando. No basta que los versos sean hermosos, que hán de ser dulces en el mesmo grado: que como la muger hermosa, y blanda lleven el corazon de quien los oye ácía qualquiera parte que se muevan: porque el semblante humano es de manera que rie, si rien, y si lloran, llora: y así, si vos quereis moverme á llanto, habeisos de doler de vos primero, y entónces movereis Télepho, y Péleo, de vuestros infortunios lastimado: mas si representais impropiamente lo que os encomendaren, perdonadme, que os tengo de pagar con burla, ó sueño: muestre semblante triste el que está triste,

el enojado Heno de amenazas, el que burlando está trate donayres, y el que severo, y grave trate veras. Porque Naturaleza nos instruye á qualquiera suceso de fortuna dentro del pecho, porque ó nos agrada, ó gravemente nos conmueve á ira, 6 con tristeza nos destronca al suelo: despues siendo el intérprete la lengua, la alteracion del ánimo nos muestra. Si del que habla la palabra fuere desemejante á su fortuna propia, Romano Caballero, ni hombre baxo no soltarán la risa á carcajadas? Gran diferencia vá de las palabras que dice el siervo á las que dice el amos del viejo anciano al floreciente mozo, de una matrona, á un ama diligente, de un mercader, al que cultiva el campo; del que es criado en Colcos, al de Asyria, del natural de Thebas, al de Argos. O la fama, escritor, sigue que oiste, 6 finge cosas, que entre si convengan. Quieres tratar del valeroso Aquiles, ayrado, presto, inexorable, fuerte, niegue que para él nacieron leyes, y en arrogancia se prometa el mundo. Sea feroz Medéa, invicta, y áspera: Ino llorosa, Ixion malvado:

lo vagante, con tristeza Orestes. Si alguna cosa introducis no vista en la Scena, y poneis persona nueva, como comience hasta el fin se guarde. y de si no discrepe un solo punto, Dificil es decir comunes cosas de suerte que parezcan propias vuestras. Y mejor sacaréis en la Comedia de Homero el verso, que inventadas cosas de nadie conocidas, ni tratadas. La pública materia harás tuya, si del vulgacho la opinion no sigues; y siendo en declarar fiel intérprete, no traduzcas palabra por palabra, ni imitando desciendas en estrecho, de donde la verguenza, ó lo que imitas te estorve el paso á que salir no puedas. Ni comiences, como otro tiempo hizo un antiguo Poeta corrillero: La gran fortuna, y la famosa guerra be de cantar del desdichado Príamo. ¿ Qué se podrá esperar de quien promete tan arrogante, y fanfarron principio? que de parto vendrán á estár los montes, y nacerá un raton de tan gran parto. Quanto mejor, y mas discretamente dixo el que comenzó de esta manera: Dime, Musa, el Varon, que fenecida la batalla Troyana, vió costumbres

de muchos hombres, y Ciudades muchas, no quiere dár el resplandor el humo, sinó del humo luz, para que saque de aquí milagros altos, y divinos á la monstrosa Scyla, y á Carybdis, Antifates, el bravo Polifémo: ni toma tan de atrás el argumento, que comienza la vuelta de Diomédes de la muerte fatal de Meleagro, ni á la guerra Troyana dá principio de aquellos huevos dos del Cisne, y Leda siempré procura de llegar al caso, y en las cosas, que trata sin principio. arrebata al ovente de manera, como si las rubiere conocidas: y dexà de tratar lo que él entiende: que no tendrá su resplandor, y punto: y con tanta cordura finge, y miente, y vá mezclando verdadero, y falso, que el medio no discrepe del principio, ni el fin del medio vaya diferente. Quiero decirte lo que yo deseo, y conmigo la gente lo desea: si tú quieres tener tales oventes, que en el teatro aguarden los tapices, y que con atencion estén sentados, hasta vér que el cantor les diga: pláudite: debes notar el modo, y las costumbres de las edades, y guardar decoro

á las naturas, y movibles años. El niño, que yá sabe dár respuesta, y por las calles anda libremente, quiere jugar con los iguales suyos: sin ocasion se enoja, y desenoja, y por momentos le verán mudable: quando yá es mozo, que le falta el ayo, huélgase con Caballos, y con Perros, con ir al campo, y con la verde grama, para inclinarse á un vicio blando, y facil, para quien lo aconseja tieso, y áspero, tardo para el provecho, y del dinero gran gastador, altivo, y deseoso, muy pertináz en olvidar lo amado: mudado al gusto á mas honradas cosas, la edad, y ánimo de hombre yá llegados, busca haciendas, amistades, y honras, guardase de hacer cosas livianas, que le pese de havellas cometido: al viejo le rodean muchos daños, 6 que lo adquiere, y teme de gastallo, y aun de usarlo se abstiene el miserable, o que es remiso en gobernar sus cosas, dilatador colgado de esperanzas, floxo, y de lo futuro deseoso, siempre quexoso, y enfadoso á todos, dificil de tratar, y alaba el tiempo de suminéz por tiempo justo, y bueno: Juez castigador de los mancebos, B 3

fabricador de casas, que otro goce. Mucho bien traen los crecientes años. y mucho quitan los que ván cayendo; porque la propiedad, que toca al viejo, no se dá al mozo, y la del hombre al niño. Habemos de tener cuidado siempre de dár las cosas á la edad conformes; ó se trata en la Scena alguna cosa, ó vá tratada se refiere al Pueblo. Menos mueve los ánimos oida, que si la miran los fieles ojos. v si el ovente las contempla, y juzga: pero no hán de salir á vérse en público las cosas dignas de hacerse dentro: quitad de la presencia muchas cosas, que se cuenten despues con elegancia: no despedace la cruel Medéa en la presencia popular sus hijos, ni el hermano perverso de Thiestes cueza la carne del sobrino en público; ni Progne se convierta en Golondrina, ni en escamosa Sierpe el triste Cadmo: todo quanto me muestras de este modo. sabe que lo aborrezco, y no lo creo: ni tenga menos actos la Comedia, ni mas que cinco, si pedirse quiere, y vista vá otra vez representarse: ni se entremeta dios, ni encantamientos, si no sucede un intrincado nudo,

dino de desátarse con su ayuda: ni la quarta persona hable mucho. Defienda el coro del autor las veces: y el oficio que hace cada uno, y en medio de los actos nada cante, que no quadre al propósito y se pegue: el uno favorezca, y aconseje á los amigos, temple los ayrados, y ame los temerosos del pecado: el otro alabe de una corta mesa los manjares, el otro la Justicia, las saludables leyes loe el otro, y la segura paz del pueblo amigo: otro guarde el secreto encomendado, y ruege á Dios, que vuelva la fortuna favorable á los míseros, y tristes, y á los soberbios eche por el suelo. No tenia la flauta en otro tiempo juntura de laton, qual tiene agora, que en cierto modo imita á la trompeta: era pequeña, y de agujeros pocos, para ayudar al coro provechosa, v bastante á henchir con el sonido los asientos que estaban poco llenos, adonde el pueblo de contar muy fácil (por ser pequeño, y corto) se juntaba de gran virtud honesto, y vergonzoso. Despues que siendo vencedor temido sus campos estendió, y con ancho muro, B 4

abrazó la Ciudad, y con el vino de cada dia comenzó á aplacarse, naturaleza en fiestas libremente estendiase en los versos, y en la música la licencia, y poder que ántes tenia. Que el pueblo indoto, y del trabajo suelto, ¿ qué podia saber en aquel tiempo, mezclado el Ciudadano con el rústico, y el honrado confuso con el torpe? Así que el ministril al arte antigua mas artificio, y ornamento puso: y usando de su oficio libremente arrastró por teatros el vestido: y así tambien crecieron en las cuerdas los contrabajos, que hacian falta, y halló nuevos modos de Retórica la elegançia adquirida en breve tiempo: y hubo de lo futuro profecía sagáz, y de las cosas provechosas, tan verdadera en hombres, como en Delphos. El que por un Cabron en verso trágico tuvo contiendas, introduxo luego los Sátiros desnudos; y guardando la gravedad que pide la materia, las burlas inventó, porque el oyente con la agradable novedad, y gusto ...... se entretuviese, habiendo yá comido del Sacrificio, y con el vino alegre. Pero de tal manera es conveniente,

encomendar los decidores sátiros, y los que mueven á reir la gente, y mezclar con lo grave lo burlesco, que el que se vió representar figuras severas de algun Dios, ó Caballero, de oro real, 6 carmesí vestido, no pase luego con lenguage humilde al llano trato de oficiales llanos; ni por guardarse del terrestre estilo ande abrazando los nublados vanos. La gran Tragedia, que de versos bajos es por su gravedad, y peso indigna, qual la matrona, que en la fiesta sola es forzada á baylar con ruego, y mando, se ha de diferenciar honestamente, (yá que lo hace ) del protervo Sátiro. Quando escribiere sátiros, no solo tengo de usar los nombres, y palabras desadornadas, naturales, libres, ni he de apartarme del estilo trágico, de manera que no haya diferencia, si habla Davo, y la atrevida Pithias, quando á Sinon le defraudó el talento, 6 Sileno, de Bacho siervo, y ayo, en sátiros persona conocida. Yo inventaré de lo ordinario, y público versos, que cada qual piense hacellos, y osandose poner al mismo caso, sude mucho, y al fin trabaje en vano.

Tal fuerza tiene el órden, y juntura, y tanta honra se les dá, y aplica á las cosas comunes conocidas. Los Sátiros sacados de las selvas se guarden (siendo yo el Censor) que imiten con tiernos versos los gallardos mozos, como nacidos en la plaza, y calle, y como cortesanos se enternezcan: ni digan dichos sucios, ni afrentosos; porque se ofenden de la burla infame caballeros hidalgos, y hombres ricos: y no porque el plebeyo guste dello, lo aprueban, y lo llevan con paeiencia, ni por ello le ponen la corona. Una silaba larga ante otra breve se llama Jambo, pie ligero, y presto: por la qual ligereza mandó el propio que á los Trimetros Jámbicos creciese el nombre, aunque él tenia seis medidas desde el principio al fin de una manera. No há mucho tiempo, que por ser mas grave, y venir mas tardío á las orejas, tubo por bien de recibir estables en su jurisdiccion los Espondéos, reservando el lugar segundo, y quarto en les trimetros nobles, Enio, y Accio. Se halla el Espondéo raras veces. Sacar versos pesados en la Scena por la mucha abundancia de Espondéos,

poco trabajo, y sin cuidado, arguye, ó ignorancia del arte en el Poeta; pero diráme alguno, que no todos conocen la harmonía de los versos. y que han tomado en Roma los Poetas, indignamente la licencia larga. ¿Tengo de andar por eso á mi alvedrío, v he de ser escribiendo lícencioso? ¿ ó tengo de pensar que todos pueden juzgar mis yerros con seguro pecho, sin esperanza de perdon alguno? Finalmente, si huyo de la culpa, no por eso merezco premio, y loa. Revolved, y mirad de noche, y dia los egemplares Griegos con cuidado: pero vuestros pasados alabaron la gracia, y versos del antiguo Plauto, uno, y otro loando con paciencia, (por no decir con ignorancia grande) si vos, y yo diferenciar sabemos del agradable dicho el indiscreto, y entendemos el propio son del verso con los dedos medido, y con la oreja, dicen, que Tespia descubrió el primero de la Tragedia el género no visto, y que Hevaba en carros sus Poesías, para que las hiciesen, y cantasen, con negras heces disfrazado el rostro. Esquilo, el inventor de la persona,

y del vestido honesto, que es la Palla, vino trás deste, y con maderos pocos hizo poner en orden los tablados: y á hablar enseñó con alto estilo, y usar en la Tragedia de Coturno. Sucedió á estos la Comedia antigua no sin mucha alabanza; pero vino. á usar de libertad viciosamente; y de una fuerza digna de regirse por estatuto, y ley, por ser dañosa: recibióse la ley, y calló el cofo, quitandole el poder de hacer daño. Ninguna cosa por probar dexaron nuestros Poetas, y merecen honra no poca, pues osaron apartarse de las pisadas Griegas, y los hechos celebrar de su patria en sus escritos, 6 los que introduxeron las pretextas personas, nobles, venerables, graves, o los que las togatas enseñaron. Gente particular, plebeya humilde: ni fuera en lengua menos poderosa, que en armas, y virtudes clara Italia, si tubieron paciencia los Poetas para limar, y detener sus obras. Reprehended, señor, qualquiera verso, que muchos dias, y borrones muchos, no lo detienen sin salir en público, y que diez veces, qual de plata, 6 marmol con con una, 6 con buril no fue limido. Porque tiene Democrito al ingenio por mas dichoso que á la misera arre, y del monte Helicon destierra, y echa á los Poetas cuerdos, y á algunos, que no cortan la barba, ni las uñas. Buscan lugares solos, y secretos: huyen los baños, y andan sin lavarse, que les parece que serán Poetas, si no entregaren al Barbero llano una cabeza, que á sanar no basta con quanto heleboro hay en tres Antíciras, Necio de mí, que en cada Primavera me purgo de la colera que tengo: que ninguno hiciera mas poesías, ni mejores que yo: pero no importa, que en mas estimo, que me llamen cuerdo: seré la piedra de amolar en esto, que ella no corta, pero aguza el hierro: desta misma manera, no escribiendo, de escribir mostraré el oficio, y cargo: cómo, y de dónde el gran caudal se busca, qué es lo que cria, y forma el buen Poeta, qué conviene hacer, qué no conviene, dónde nos lleva la virtud, y el yerro.

De escribir bien la fuente, y el principio es el saber, y con saber se adquiere, como tenemos el exemplo en Sócrates; y al concepto bien visto, y bien pensado.

nunca le faltarán palabras propias. Quien sabe, ó aprendió lo mucho, 6 poco, que á los amigos, 6 á la patria deba, qué amor al huesped, padre, al hermano, qué es el oficio del Juez, y el cargo, 6 quál el del escrito en el Senado, la obligacion del Capitan en guerra: este con propiedad sabrá por cierto dár á cada persona lo que es suyo. Yo encargaré al Poeta que contemple de la vida el dechado, y las costumbres, para imitar de aquí palabras vivas. Algunas veces suele una Comedia, ilustre de sentencias, y costumbres, sin donayre, grandeza, y artificio, deleytar mas el pueblo, que unos versos muy sonorosos, de sustancia faltos. La Musa concedió á los Griegos solo el hablar altamente, el grande ingenio, porque no quieren mas de la alabanza: pero en Roma en naciendo los muchachos aprenden á partir con largas cuentas, en cien partes un As, que son doce onzas. Diga el hijo de Albino, ¿ si se quita la una de cinco onzas, quanto queda? Dirá, que quatro: bien podrás por cierto tu hacienda guardar: si añaden una, ¿ quántas serán las onzas? Seis, responde. Quando en los pechos entra este cuidado,

y hambre de hacienda, ¿ qué esperanza habrá de versos, que en durable Cedro, ó en labrado Cipres guardarse puedan? O quiere aprovechar, ó dár deleyte el Poeta que escribe, ó juntamente quiere agradar, y aprovechar la vida: procura brevedad en lo que mandas. porque el ánimo docil lo perciba, y el fiel lo retenga dicho en breve: que del pecho muy lleno fácilmente viene á salirse lo que está sobrado. Lo que inventares por deleyte solo, sea á lo verdadero muy cercano: y no pida la fábula, que todo quanto decir quisiere, se le crea: ni á la bruja le saque el niño vivo del propio vientre habiendolo tragado. Toda la muchedumbre de los viejos los inutiles versos aborrecen: los Caballeros, y gallardos mozos no hacen caso de los versos ásperos: el que mezcló lo dulce, y provechoso, la ventaja llevó teniendo atentos con deleyte, y consejo á los letores. Este libro enriquece á los Libreros: este pasa la mar, y vá á las Indias: este al Autor le aumenta fama, y vida: pero hay algunas faltas en el verso, á quien podremos perdonar, queriendo:

que alguna vez no hace el són la cuerda, que le manda la mano, y el sentido; v por sonar el bajo suena el tiple: y no siempre que el arco apunta, y tira, está para herir lo que amenaza: mas quando hay muchas cosas en el verso, que resplandezcan, no reparo en pocos: porque, ó se deslizó por un descuido, ó como hombre pecó, que es lo mas cierto. Como el que escribe de perdon carece, si avisándole siempre dá en un yerro, y como hacen burla del que tañe, si siempre yerra en una misma cuerda; ni mas ni menos el que nunca acierta á cherílo, parece que me admira si tres, ó quatro veces vá acertado: pero-tambien me indino quando véo que el buen Homero se descuida, y duerme; (mas quién no duerme en una obra larga) es como la pintura la Poesía. que hay una que deleyta mas de cerca, y otra que os arrebata mas de lexos: una quiere lo escuro, otra lo claro, que la agudeza del juez no teme: esta vista una vez dá mucho gusto, otra vista diez veces, siempre agrada. ¡O mayorazgo! aunque por vuestro padre sois enseñado, y vos sabeis de vuestro, tened siempre este dicho en la memoria: que

que algunas cosas hay que admiten medio, y con ser razonables se sustentan. Un mediano Abogado no estan docto, ni un mediano Orador tan eloquente, como Mesala, y como Cascelio Aulo: mas al fin los estiman en su tanto: pera ser razonables los Poetas. no lo aprueban los Dioses, ni los hombres, ni aun las columnas, si les pegan versos. Como enfada, y ofende en un banquete una música mala, y un inguento con mal olor, y adormidera amarga, porque pudieran bien comer sin ellos, así los versos, que inventados fueron para el gusto del ánimo, y alivio, si del estremo de bondad se apartan un poco, ván corriendo al otro estremo. El que esgrimir, luchar, saltar no sabe, ni en semejante cosa se exercita,: no tiene para qué ir al Campo Marcio: y el que pelota, ni valon, ni trompo sabe jugar, estése quedo, y mire, porque no hagan burla en los corrillos: y con todo se atreve á hacer versos, un ignorante de experiencia, y ciencia, i mas por qué no un hidalgo, y bien nacido, que es recibido en la censura equestre, Porque riene hacienda para ello, y sin viejo ninguno que lo impida? Vos To escribo grandes, y admirables versos. Sea ruin quien por ruin se tiene, y sealo el postrero, que yo tengo quedarme atrás por caso torpe, y feo, y lo que no aprendí, muy claramente no saber confesar, que no lo entiendo. De la manera que á la gente allega para vender su ropa el pregonero, llama el Poeta aduladores falsos, si tienen campos, ó dinero en banco, que los hace venir por su ganancia: que si hay alguno que les haga el platos y que sepa fiar en poco al pobre, y librar al que está intrincado en pleytos, será milagro que el dichoso, y rico sepa diferenciar en todos estos qual es el verdadero, ó falso amigo. Al que le disteis algo, 6 quereis dalle, no le traygais alegre, y obligado á mostrarle los versos que hicistes: porque alzará la voz, diciendo á tedos gallardamente: bien, divinamente, con un conceto quedará elevado: destilará de los amigos ojos algun rocio: saltará con otro: dará con otro golpes en la tierra, como el endechador, que vá alquilado á los enterramientos, dice, y hace casi mas ademanes, que los mismos,

que con el corazon se están doliendo; así el fingido burlador se mueve mas que el que justa, y ciertamente alaba. Los Reyes, dicen, que con muchos vasos de blando vino dulcemente aquexan, y dán tormento al que saber procuran, si es para la amistad seguro, y digno. Si haceis versos, conoced los ánimos de mil dobleces, y cautelas llenos. Si algo le recitaban á Quintilio, esto (decia) y esto se corrija; pero si le negaban ser posible, habiendolo probado muchas veces, mandábalo borrar, y que volviesen al ayunque los mal redondos versos: y al que queria defender su verro, mas que enmendarlo en él, se lo dexaba, y no tomaba mas trabajo en vano, sinó que con sus versos se casase, y consigo tambien sin competencia. El varon bueno, y de prudente pecho, los versos duros libremente culpa, los que carecen de arte reprehende, á los, mal adornados con la pluma una negra señal les pone encima: la demasía de ornamento corta: los poco claros, manda que se aclaren: arguye lo dudoso en el sentido: lo que mudarse debe muestra, y nota. Há

Há de ser Aristarcho, y nunca digas no quiero en burlas disgustar mi amigo; porque estas burlas le trairán burlado por una vez en muy pesadas veras, engañado del falso injustamente. Como del que itericia tiene, 6 sarna, se guardan todos, y huyendo temen al que hiere de miembros, 6 al lunático; así los sabios remen, y se guardan del Poeta venático, y furioso: los muchachos le acosan, y los necios: este, miéntras sus versos levantados vá vomitando, y yerra á su alvedrio, como algun Cazador embebecido en las mirlas, cayó en un pozo, 6 fosa. No havrá quien quiera de piedad sacarle, aunque á los Ciudadanos hunda á voces; y si acaso ayudarle quiere alguno, y arrojarle un cordél de donde se asga, ¿qué sabeis si á sabiendas se echó dentro, (diré) y no quiere que le guarde nadie? y os contaré la muerte de un Poeta. Muy deseoso Empedocles de gloria, y que por Dios le reputase el mundo, con aquel frenesi, y melancolia, del mongivelo se arrojó en las llamas. Piérdanse en hora buena los Poetas, pues ellos quieren arrojarse á tiento. Quien guarda al que no quiere ser guardado, guarda tambien al que matarle quiere, que es el uno ofensor, y el ofendido: y no sola una vez hizo este yerro, ni se le sacan del, o reprehenden, querrá ser hombre, ù perderá el deseo de una famosa, y memorable muerte. Y no hay saber por qué delito grave ande este pecador haciendo versos! si fue porque en algun lugar sagrado se orino en las cenizas de su padre: 6 si el malvado incestuoso impuro, del rayo removió el lugar tocado. El vá furioso, y como el Oso suelto, que de la jaula los maderos quiebra, con recitar por fuerza sus locuras, vá ahuyemando al docto, y al indocto, y al que arrebata con violencia le ase, hasta matalle sin piedad, leyendo, como la Sanguijuela, que del cuero, sinó es llena de sangre no se aparta.

# LAS DELICIAS

# De D. Esteban Manuel de Villegas.

### CANTILENA I.

IS dulces Cantilenas, mis suaves Delicias, á los veinte limadas, á los catorce escritas:

Las primicias del alma, las almas de la vida, en niñéz engendradas, y en juventud nacidas;

¿ A quién irán sujetas ? ¿á quién irán unidas, la frente descubierta, v hincada la rodilla?

¿A quién, sinó á tí solo, ... Condestable en Castilla? ¡O, hijo de gran padre! ¡ó, padre de gran dicha!

Niño, pero tan grande, que solo tú te imitas, pues solo tú te igualas, con tu grandeza misma.

Por tí serán enanas pyrámides en Libia, Mauséolos en Caria, y Muros en Asiria.

Por ti el jayán Atlante alturas solicita, que cielos se le alzan, y orejas se le humillan.

Maravilla, que pasma: ¿ pero qué maravilla, si te hallaron gigante las primeras mantillas?

¡O! gozate mas años . que un siglo tiene dias, que un mundo tiene arenas, y que un mar tiene linfas.

Herencia de tus padres, que ilustren tu familia, te alcancen succesiones de muchedumbre ricas.

Cada qual con mil hijos, pero no con mil hijas; aunque sé que tu sangre lo ruin califica.

¡ O! gozate mas siglos que un Abril tiene vistas, que un Mayo tiene flores. que un Julio tiene espigas:

Y herencia de tus padres, por letras, y milicia, penetres las Esferas, conquistes las Provincias.

Que no solo Alexandro sujetó Monarchias; sinó dificultades de Ciencias infinitas.

La virtud generosa no con Reynos se entibia: que siempre dá su pasto á la especulativa.

Si no, dígalo el mismo, que te dió sus reliquias, Filosofo en España, Soldado en Lombardía:

Por quien la Francia casi vió sus Lises marchitas, como quando el Verano del Euro se apadrina.

¿ Qué vez le cogió el parche menos que con loriga? ¿ ó menos que con pluma, qué vez le cogió el dia?

Porque en sus acciones tan solo presidian, 6 Marte con su Trompa, 6 Febo con su Lira.

La ociosidad infame no allí tubo cabida: que siempre á sus intentos fue reyno de la China.

· Pues,

Pues, niño generoso, crece en años, y imita, que asáz de obligaciones te dexó, si bien miras.

Entra agora en las Letras, jardines de la Hibla. y á los doce el Caballo sienta tus acedías;

Y con cerviz corvada, y inquietud reprimida pregone la grandeza del dueño, que vá encima.

Ni por esto desprecies la gran Filosofia: que nunca á nobles pechos las Ciencias afeminan.

Antes huyen los miedos á su clara noticia, como suelen al Alba las tinieblas malignas.

Filosofo, y guerrero fue el Tarentino Architas; y ni le ataron brazos sus letras y pericia.

Verás en los Poemas del Escritor de Frigia, cómo premia el trabajo, y apremia la lascivia:

Arsénico suave,

que aduerme, y atosiga la niñéz mas despierta, la juventud mas viva.

De hombres racionales hace bestias aprisa, por ser vaso de Circe qualquiera ramerilla.

Ni tampoco averigües si son, ó no mentiras: que á fé que son verdades las cosas que nos pinta:

Que quinientos há lustros, que el Sol las vivifica, que el tiempo las venera, y el mundo las estima.

Luego el ancho parage de la historia camina, y no tan por la posta que los borre la Estigia.

Allí verás á Augusto coronado de olivas, de laureles á Cesar, de yedra á las Sybilas.

La paz te dé su beso, la guerra sus insignias, y su lyra suave la docta Poesía.

Sobre carro de fuego, que es la imaginativa,

corre, corre los Cielos, y los Astros visita.

Pero no de manera, que gentes. Abasinas segunda vez ateces con infame caída.

Lo que será mañana déxalo al que la cria; que á tí basta que sepas quién es Tauro y quién Libra.

Luego los anchos mares de la Encyclopedía, 6 surques Magallanes, 6 Neréo dividas:

Que para todo el Cielo (Velasco eres de linea) te prestará talento, como á mil se lo quita.

Usa, pues, de tus fuerzas, Antéo de esta Libia, que no hay, muerto tu padre, Alcides que resista.

# CANTILENA IV.

A una Fuente.

TU por arenas de oro corres con pies de plata,

; 6 dulce fuente fria! yo, con mi triste lloro, á tu corriente ingrata aumento cada dia; pero tú la porfia de darle al Ebro parias, en mi daño contrarias. animas por matarme. Yo, por darte, y cansarme, ... sunque no saco fruto, malogrado tributo, lloro nuevos engaños. Tú me llevas los años al paso de tu curso: yo renuevo el discurso de mis presentes daños. Casi somos iguales, ió dulce y clara fuente! ... yo en continuar mis males, y tú aquesta corriente. . Si dices, que me excedes, r yo digo, que te excedo: porque tú cesár puedes. y yo cesár no puedo.

# CANTILENA VII.

De un Pajarillo.

O ví sobre un tomillo quejarse un pajarillo viendo su nido amado. de quien era caudillo, de un Labrador robado. Víle tan congojado por tal atrevimiento dár mil quejas al viento, para que al Cielo santo lleve su tierno llanto. lleve su triste acento. Yá con triste harmonía. esforzando el intento, mil quejas repetia: Yá cansado callaba: y al nuevo sentimiento vá sonoro volvia. Yá circular volaba: yá rastrero corria: yá, pues, de rama en rama al rústico seguia; y saltando en la grama, parece que decia: Dame, rústico fiero, mi dulce compania:

y que le respondia el rústico: No quiero.

# CANTILENA IX.

... A: Drusila.

Rusila, en vano arguyes: cese, pues, tu argumento, porque así te destruyes: que Amor, si es fingimiento, como engañada pruebas, ni es cautivo, ni esento. Si al crédulo alvedrio quieres dár reglas nuevas, tomallas desconfio: porque Amor, dueño mio, si miro el ojo zarco de Lidia; en él contemplo su flecha, aljaba, y arco: si quieres desto egemplo, llega, toca mi pecho, verásle polvos hecho.

#### CANTILENA XI.

A las Estrellas.

V Osotras, lucer bellas, fijas al Orbe de oro,

escuchad las querellas, que enternecido lloro; y á Lidia, bien que adoro: á Lidia, aquella ingrata, que avergüenza la plata con su bruñida frente. v al cristal transparente; con sus dientes de perlas; que el Alba por beberlas le dá franco tributo, en flor, en hoja, y fruto, para despues verterlas; cuyos ojos afrentan del Sol la luz hermosa; cuyos labios de rosa á Tiro y Cóo sustentan; y cuyo cuello enhiesto de amor sostiene el resto, mas seguro y constante, que vuestro peso Atlante: decid, que se contente de vérme así obediente; mas no le digais nada, que una muger rogada, es al doble inclemente.

### CANTILENA XIV.

De Lidia.

Traba Lidia atenta las flores, que le ofrece su jardin heredado, cuyos pies humedece el cristal desatado de una fuente sedienta. Amor, que solo intenta darle algunos pesares en unos colmenares, principios de este daño. con ligeros talares á robar fue sus mieles: las avejas crueles, movidas del engaño, á gozar la venganza, sin ninguna tardanza, con puntas de diamantes se aprestan susurrantes; mas viéndose burladas. anas se vuelven luego á sus dulces moradas: otras, con vago juego, á gustar los licores de las nativas flores se esparcen revolando:

de aqueste iniquo bando una la mas traviesa se llega á Lidia hermosa, y pensando que es rosa, la boca le atraviesa.

# CANTILENA XVI.

Del Verano.

Rás lluvias manantiales, grandes, como mis males, contra cuyas corrientes no hay margenes, ni puentes, con suma bizarría el Verano venia, yá purpurando flores, yá liquidando fuentes. Los tiernos Ruiseñores no lloraban la pena de Progne y Filomena: que sus gemidos graves yá son cantos suaves. Los Gilgueros pintados, segun salen vestidos, por prados son tenidos; y los prados pintores, segun salen bordados, por Gilgueros y prados. D<sub>2</sub>

Los

Los vientos, yá mejores, á las aves brindando. las hacen ir volando. Los claros arroyuelos, que con grillos de yelos, sin poder ser movidos estaban detenidos, con vengativa prisa, quaxando dulce risa, alegres se desatan, y hasta el mar se dilatan, La Venus Cytherea se pule y hermosea; y vibrando el diamante de su apacible vista, los ánimos conquista de Júpiter Tonante. Tambien llena de olores Lidia, que es mis amores, Lidia, que es mas señora de los campos, que Flora, sale, por mas honrarte, Verano, á visitarte, dando á tu suelo rosas con sus plantas hermosas, y con su dulce aliento mil vidas á las cosas, y mil almas al viento,

### CANTILENA XIX.

#### De Lidia.

Uego que por Oriente muestra su blanca frente el Alba, que á porfia sano nos muestra el dia, y á la tarde doliente; verás salir las aves, yá ligeras, yá graves, y yá libres del sueño. esclavas á su dueño. dár cánticos suaves: las auras distraídas, que soplan esparcidas por selvas no plantadas, 6 se mueven paradas, 6 se paran movidas. Los arroyos, que argentan las partes que frequentan, cristales mil, que crian, 6 sanos los envian, 6 rotos los aumentan. Las flores desmayadas, vá entonces esmaltadas, ántes que el Sol las venza. 6 envidian con verguenza, 6 matan con invidia.

Asi,

Así, mi blanca Lidia,.. Alba no menos clara. la oscuridad avara, que usurpaba la tierra. quita, ausenta, y destierra, dora, pule, y aclara: las aves la reciben. saliendo de sus nidos, con cantos no aprendidos: v volando. contentas, mansas si, no violentas, al sueño se prohiben. Las auras luego esentas, alegres se aperciben; y soplando suaves. celebran su llegada. imitando á las aves. Los claros arroyuelos. yá libres de los yelosa con música entonada le dán el alborada. Las desmayadas flores, que bordaban el prado, yá cobran sus colores; v como á dueño amado: danle en tributo olores. Aves, que andais volandor  ${f V}$ ientos , que estais sopland ${f os}$   $\cdot$ Rios, que vais corriendo:

Flores, que estais creciendo; ¿qué os importará agora, decid, la blanca Aurora? O con luces, que envia, ¿ qué os remediará el dia, si en esta ausencia fiera mi Lidia no saliera?

### CANTILENA XX.

De Amor, y Lidia.

Obre el márgen de un rio, de árboles tanto umbrio, quanto de linfas claro, donde se halla reparo contra el Cán del Estío;

Dormido yace el ciego, cuyo blando sosiego en éxtasis tenia todo quanto solía arder en vivo fuego.

Tambien yace su aljaba, que no yá le colgaba del hombro reluciente, ni del brazo pendiente el arco le agravaba.

El yace al fin dormido; y Lidia, que le vido,

des-

despierta, y levantada, qual tigre estimulada al cazador rendido,

A la aljaba arremete, y al vendado acomete, que yá entónces decia, viéndola que tenia la ocasion del copete:

si con armas bien hechas quieres vengar enojos: donde tienes tus ojos, no has menester mis flechas.

# CANTILENA XXL

A un Arroyuelo.

P Ara, blanco arroyuelo, hecho cinta de yelo, el curso que aprovechas por márgenes estrechas; cuyas aguas divinas cristal son, si continas, y aljofar, si deshechas: ó torcida la frente á tu nativa fuente, discursivo, y no acaso, alarga, alarga el paso,

y vuelve la corriente: vuelvete atrás, amigo, pues eres fiel testigo, que aquella ingrata Lidia dixo: Muera de invidia, si firme no te adoro; porque no solo el brío deste que vuela, rio; sinó el triste, que lloro, que parará no ignoro, que atrás volverá fio: primero que qual Luna, yá que Sol me deseas, en mi mudanza veas, y en tí no haya ninguna. Mas sigue tu fortuna, arrovuelo de perlas: no dexes de verterlas por esta antigua roca, pues te ofrece su boca; ni al Ebro de pagarle cristal, con que aumentarle: que si Lidia dió al viento la fé y el juramento, disculpas hay en ella por muger, y por bella.

# CANTILENA XXIV.

A Licimnia.

EL vulgo retirado, fiera sí menos pia, que Pantera de Hircania, que Ceraste de Libia: delicias de mi alma de tí diré, Licimnia, Pirinea en las manos, Hiblea en las megillas: esto, quando en el Mayo el halelí respira, la rosa coloréa, y el clavél resucita: y aquello quando Enero los collados armiña, los arroyos argenta, y los prados envidra. O! bien haya el primero, que con arte benigna dió número á las voces. dió voces á la lira! Por ella los cuidados, que de allá de la Estigia vienen mas que de paso, vuelven mas que de prisa. Por ella se alimenta

el teatro de risas, el sarao de danzas, la noche de vigilias... Por ella solamente la Inachis Egypcia á téz pasó de pieles, v de fea á muy linda. Por ella liberales las auras me subliman, y á ru guirnalda llevan, 6 candiota Ninfa! donde las tres Deesas. Juno, Venus, y Cintia, me ceden mas licencias que al Baquero del Ida. Acuérdome una siesta, quando el Sol combatia desde el Leon Neméo las aguas de las Indias. que yo dulce cantaba, y ellas dulces me oían, como á Cisne del Istro. 6 á Fenix de la Siria: resonante la esfera mis voces repetia, que en todas partes Eco egerce su capilla. Yá Diosas me cercaban, yá Dioses me ocurrian;

y ni cesaba el canto, ni Júpiter venia. Yo celoso dexélos, y á tí volví, Licimnia, como amante, que teme lluvias de argentería.

# CANTILENA XXV.

A Gratidia, becbicera.

Asada la de Eurito, 🌙 asquerosa Gratidia. enojosa á las madres, odiosa á las hijas, y á las tiernas casadas no menos enemiga, que á los Tigres de Hircania los Leones de Libia: Por tí penan los hijos, por tí los padres gritan, y los tiernos casados tristemente suspiran; pues no cierto de amores: porque yá en tus megillas las que ántes eran rosas, agora son espinas; sinó de aquella fuerza del encanto maligna,

que vuelve los juicios, y revuelve la Estigia. Por tí, dura Megéra, y Thesifone esquiva, se mueven las peleas, se conmueven las iras. Tú, robustas niñeces, de fortaleza dignas, estragas á la sorda, como si fueras lima: y de frescas muchachas, amenas lozanías. 6 qual siesta desmayas, 6 qual noche marchitas. Los ingenios embotas, las memorias descuidas: y á los tristes, que penas, los sentidos avivas. Todo por instrumento de bocados, que aliñas, de girones, que cortas, de ideas, que fabricas: milagros que á la cera, al paño, á la comida. en vano se le deben donde tú estás, Gratidia.

# CANTILENA XXVI.

# A Camila.

Uando no fueras hija · de Sabina y Tirreno, bastaba ser hermana de Flavia la de Celio; de cuyas bellas manos, de cuyo trato honesto. heridos salen muchos. curado, ni uno de ellos: que herencia son, Camila, de todos tus abuelos, castidad en las almas, v hermosura en los cuerpos. O quántos dió tu madre galeotes al remo del barco de Cupido, de la concha de Venus; á quien ni los diez años de vida redimieron, ni el llanto derramado, ni el padecido riesgo; hasta que tu buen padre Hypómenes, entrellos, á la sorda casado. fue lima de sus hierros.

# CANTILENA XXVIII.

A Drusila, arguyente.

T) Asta, que yá, Drusila, D dás en sér bachillera, como si profesáras la Lógica de escuelas. ્રાં Alabo tu memoria, repruebo tu prudencia, que muger, y muchacha, no es cosa para letras: y no porque tu ingenio se limpie de agudezas, sinó porque las tales despuntan con la ciencia. Doctisima fue Safo entre todas las Lesbias: y entre todas ninguna fue tan loca y tan necia; si no, dígalo el salto de la Léucade peña, concluyente argumento de sus antecedencias. Tú, pues, sofisterías por los hilados dexaque Penélope casta fue por solo la tela. Serás de mi querida:

porque cosa mas buena es ser casta, y idiota, que docta, y deshonesta.

### CANTILENA XXX.

## A Lesbia.

L són de las castañas. que saltan en el fuego. echa vino, muchacho, beba Lesbia, y juguemos. Siquiera el Capricornio tire lanzas de yelo, mal aguero á casados, buen auspicio á solteros. Enemigo de Baco, quando estaba en el suelo. destrozandole vides, rumiándole sarmientos. Y agora no tan docil, que no procure vernos aguados con mil aguas, y elados con mil yelos. Yo apostaré, mi Lesbia, que si le diese el Cielo poder en causa propia, que nos hiciese yermos, ió cómo el insolente diera fin al vinedo.

\$ . 16

y juntamente en Darro
con todos los sedientos!
porque daños mayores
se le siguen al cuerpo,
beber tus aguas Tajo,
que echarse en las del Ebro.
Pero yá que los Astros
mejor que esto lo hicieron,
echa vino, muchacho,
beba Lesbia, y juguemos.

## CANTILENA XXXII.

Del Amor y la Abeja.

Quellos dos verdugos de las flores y pechos, el Amor y la Abeja á un rosal concurrieron: lleva armado el muchacho de saetas el cuello, y la bestia su pico de aguijones de hierro. Ella vá susurrando, caracoles haciendo, y él criando mil risas, y cantando mil versos. Pero dieron venganza luego á flores y pechos, a

ella muerta quedando, y él herido volviendo.

## CANTILENA XXXIIL

A Nais.

Sí te dén los Cielos dicha en las pretensiones, venganza en los agravios, victoria en los amores: .los gustos te se cumplan, los bienes te se logren, el año te dé frutos, y todo pase en flores: desacredite tarde el tiempo tus verdores; ni el Cierzo los eneres ni el Euro los agoste. Así del viejo padre mitigues los rigores, el alma le diviertas, v el seso le trastornes; trasiegue sus tesoros en galas, que te compre, y sean sus Perúes las hebras, que te sobren: las hebras, que hán servido de sogas á mil hombres

gustando de ser Iss,
porque eras tú de bronce.
Así, discreta Nais,
el Zestro remoces,
volviendole á fragancias
al tiempo que él las borre.
Y ni el Can del Estío,
que arroja mil calores,
te lata desde el Cielo,
ó muerda desde el monte:
que acabes de decirme
tu gusto en dos razones,
porque el Verano viene,
y és bien que me acomode.

## CANTILENA XXXIV.

· A sus amigos,

las encumbradas nieves a valles hondos bajan desesperadamente.
Yá llegan á ser rios las que ántes eran fuentes, concidas de vér mares los arroyuelos breves.
Yá las campañas secas empiezan á ser verdes;

7

y porque no beódas, aguadas enloquecen. Yá del Licéo monte se escuchan los rabeles, al paso de las cabras, que Tityro defiende. Pues ea, compañeros, vivamos dulcemente, que todas son señales de que el Verano viene: la cantimplora salga, la Cítara se temple, y beba el que bayláre, y bayle el que bebiere.

### CANTILENA XXXV.

De st mismo.

Icenme las muchachase ¿ qué será, Don Esteban, que siempre de amor cantas, y nunca de la guerra? pero yo las repondo: muchachas; bachilleras, el ser los hombres feos, y el ser vosotras bellas, ¿ De qué sirve que cante al són de la trompeta

del otro embarazado con el pavés à cuestas?
¿Qué placeres me guisa un arbol, pica seca, cargado de mil hojas, sin una fruta en ellas?
Quien gusta de los parches, que muchos parches tenga: y quien de los escudos, que nunca los posea: que yo de los guerreros no trato las peleas; sinó las de las niñas, porque estas son mis guerras.

#### CANTILENA XXXVI.

#### A Flora.

me dió Constantinopla, ni el Cayro las mantillas, ni la crianza Rodas.

No, yá mayor, Pírata me acreditaron ondas, ni con armada en corso corrí mar, robé costas.

No vine á las prisiones por desgraciada rota,

E 2

ni á ser esclavo tuyo
por presa, ni por compra.
Christiano soy, nacido
entre el Ebro y el Hoja,
Madrid me dió crianza,
origen Piedeconcha:
pues mas blanda la mano;
pero quedate Flora,
que mal saben leones
obedecer á lobas.

### CANTILENA XXXVII.

A un niño de dos años y medio, Sobrino del Autor.

Upido de ametistes,
delicias de ru madre,
que es Angela, y honesta,
que es hermosa, y es Angela
Tyrano sin aljaba,
y ciego sin vendarte,
te llaman los amores
de muchas voluntades.
Tú burlas, como niño,
tú admiras, como grande,
y en medio lustro excedes
á tres Olympiades.
De sanos y de enfermos

triaca eres suave, porque suspendes ojos, porque diviertes ages. Tú, sazonando risas: tú, guisando donaires. como el arroyo alegras, como el imán atraes. Eres en la soltura mas que el Venado agil, y mas que el mismo fuego. activo sin cansarte: porque jamás sosiegas por mucho que trabajes, ni te atan los miedos. temiendo no los ates. De grana las mexillas la boca de granates, y, las garzotas bellas de filigrana traes. Mil virtudes prometes, mil vicios contrahaces, aquellas con premisas, y estos con ademanes. Conceptos desentrañas: que entiendes como Angel. y acudes presto á ellos, aunque articúlas tarde. Pues gozate mil años, que si oy eres infante. E 4

٠,٠,٠

mañana Caballero serás, como tus padres.

#### CANTILE NA XXXVIII.

De la Navidad.

On el Hibierno triste J vienen las Navidades adegres á traernos mil vinos, y mil bayles: porque si no el Bootes haria en un instante. como del agua yelos, rubies de la sangre. Pues ea, tú, Talía, echa vinos suaves, que caygan á los pechos, y á las narices salten: y tú quema, Syrilo, inciensos y estoraques, que hechos nubes enviers olores fulminantes. Y al hogar recogidos beba yo, cante Agláes, y con la niña Crisis, Aristodemo bayle: que si celosa luego se picáre la Tais,

despues habrá requiebros, que su puchero vacien.
Con esto á los cuidados darémos una carcel, de quien el sueño sea los grillos, y el alcayde.

### CANTILENA XXXIX.

De una Fuente.

Elando viene el Cierzo, y esta fuente de vidrio sin duda vá corriendo por despedir el frio; y es una mentecata, que echada con el vino, templaría rigores, y escusaría grillos. Pero pues no, que pene: que yo miéntras bebido estoy, entre los yelos mas sudo, que tirito.

### CANTILENA XLI.

Al Hibierno.

Asta, que dás, Hibierno, en ser nuestro enemigo,

ya con nieves y barros, 5 vá con lluvias y frios, quando, encaneces campos. quando, detienes rios, y para que se quiebren los conviertes en vidrio. Destruyes los ganados, agostas los egidos; y al fin de tus rigores se quexan los armiños. Porque ¿ quién al capullo. 6 quién al lanificio. cosió sus blancas pieles, sinó tus blancos hilos? Las fieras en sus chozas, las aves en sus nidos. te llaman insolente con quejas y bramidos. Solo contra mí solo na tienes poderio. donde hay citara y canto, donde hay hogar y vino.

# D. FRANCISCO DE QUEVEDO.

### CANCION.

! tá, que con dudosos pasos mides, huesped fatal, del monte la alta frente, cuvo silencio impides, no impedido jamás de humana gente: ora confuso vayas buscando el cielo, que las altas hayas te esconden en su cumbre; 6 yá de alguna grave pesadumbre te alivies, y consueles, y con el suelto pensamiento vueles delante de esta peña tosca y dura, que de naturaleza aborrecida, envidia á aquellos prados la hermosura; detén los pies, y tu camino olvida, oirás, si á detenerte te dispones, de un vivo muerto voces y razones.

En esta cueba humilde y tenebrosa, sepulcro de los tiempos, que hán pasado, mi espíritu reposa, dentro en su mismo cuerpo sepultado; y todos mis sentidos con beleño mortal adormecidos, libres de ingrato dueño, duermen despiertos yá de largo sueño:

de bienes de la tierra
gozando blanda paz tras dura guerra,
hurtados para siempre á la grandeza,
al trafago y bullicio cortesano,
á la Circe cruel de la riqueza,
que en vano busca el mundo, goza en vano:
dichoso yo, que vine á tan buen puerto;
pues quando muero vivo, vivo muerto.

Yo soy aquel mortal, que por su llanto fue conocido mas que por su nombre, ni por su dulce canto; mas vá soy sombra solo de aquel hombre, que nació en Manzanares para Cisne del Tajo y de Henares: llaméme entónces Fabio, mudóme el nombre el desengaño sábio, y llámome escarmiento: muy célebre habité, con dulce acento, de Pisuerga en la orilla; mas agora canto mi libertad con mi silencio: el Lete me olvidó de mi Señora, el Lete, cuyas aguas reverencio; v así le ofrezco al santo desengaño mi voluntad por víctima cada año.

Estas mojadas mal enjutas ropas, estas no escarmentadas, ni deshechas velas, proas, y popas; estos pesados grillos y estas flechas, estos lazos y redes,

que me visten de miedo las paredes, con tan tristes despojos, que sirven de amenazas á mis ojos, á mi cuerpo de nudos, á mi memoria y alma de verdugos; son venturosas prendas, aunque atroces, que mudas, como vés, sin lengua, y muertas, me están al alma siempre dando voces, de arena y agua de la mar cubiertas, y del llanto y licor, que el alma suda, hechas tragedia de mis males muda.

Aquí, con estos bárbaros troféos de peregrinaciones trabajosas, descansan mis deseos; aquí paso las horas presurosas razonando conmigo. y obedézcome á mí lo que me digo: aquí, en blandos afanes, ocupo pensamientos holgazanes, que andaban vagamundos, descubriendo á sus velos nuevos mundos; y mi loca esperanza siempre verde, que con estár tullida, vive ufana, de puro vieja aquí su color pierde, y blanca viene á estár de puro cana: aquí, de primer hombre despojado, descanso yá de andar de mí cargado.

Estos silvestres árboles frondosos, los pobres frutos, que este monte cria, aunque pobres, sabrosos, me ofrecen mesa franca noche y diar sírvenme aquestas fuentes de tazas de cristal resplandecientes; así que en esta sierra los agradecimientos de la tierra á mi labor pasada me sustentan la vida trabajada: aquestos pajarillos en su canto imitan de los Angeles los tronos, reglando con mi gusto, y con mi llanto yá los alegres, yá los tristes tonos: á murmurar me ayudan estos rios de la Corte las pompas y atavíos.

No solicito el mar con remo y vela, ni temo al Turco la ambicion armada: no, en larga centinela, de acero muestro ser como mi espada; ni el ánima vendida, soy por un pobre sueldo mi homicida; ni á fortuna me entrego de pasion loco, y de esperanza ciego, por cabar diligente los peligros preciosos del Orientes no de mi gula amenazada vive la Fenix en Arabia temerosa; ni ultrages de mi arado en sí recibe la tierra por ganancia codiciosa: no de envidioso llóro todo el año.

mas el ageno bien, que el propio daño. . Llenos de paz mis gustos y sentidos, y la Corte del alma sosegada; suietes v vencidos .... los gustos de la carne amotinada; entre casos acerbos aguardo á que desate de estos niervos la muerte prevenida el alma, que anudada está en la vida, para que en presto vuelo, horra del cautiverio de este suelo, coronando de lauro entrambas sienes. suba al supremo Alcazar estrellado á recibir alegres parabienes de nueva libertad, de nuevo estado: aguardo á que se esconda desta guerra mi cuerpo en las entrañas de la tierra.

Tú, pues, ¡ó caminante! que me escuchas, si quieres escapar con la victoria del mundo, con que luchas, manda que salga lexos tu memoria á recibir la muerte, que viene cada punto á deshacerte: no hagas de tí caso, pues vés que huye la vida paso á paso, y que los bienes de ella mejor los goza aquel, que mas los huella. Cánsate yá, mortal, de fatigarte en adquirir riquezas y tesoro,

que últimamente el tiempo ha de heredarte, y al fin te hán de dexar la plata y oro. Vive para tí solo, si pudieres, pues solo para tí, si mueres, mueres.

## JUAN DE MORALES.

## EGLOGA.

TIRSIS. CORIDON. POETA.

#### Poeta.

Irsis amaba sin temer mudanza
á la Tebána Ardelia; mas la muerte
llevó trás sí ventura, y esperanza.
Vino á llorar la miserable suerte
cerca del Betis, dó cantar solia,
y en tales versos el dolor convierte.

Tirsis.

Quién llevára mi voz donde la envia el justo sentimiento, de humor llena, y encienda el llanto la memoria fria!

Llórante, Ardelia, con amarga pena, los álamos, y cisnes de este rio al són de mi silvestre cantilena.

#### Coridon,

Tú vienes, Tirsis, al intento mio, segun mueves la lengua dolorosa, sentado al pie de este peñasco frio, Tirsis.

O, Coridon! ¿qué suerte venturos.

te truxo por aquí con tu instrumento en ocasion tan triste, y lagrimosa?

Donde podrás, con el suave acento, traer las piedras á llorar contigo, y remover las peñas de su asiento.

Coridon.

Dexó escrito, Anfion (ó dulce amigo) al entrar en la cueva del Aurora: Ardelia es muerta, y Anfion testigo.

Tan gran dolor sentí, que vengo aora en esta soledad á lamentarme, dó el arbol, que me escucha, tambien llora

Mas, ¡ 6 ! que es necesario retratarme. Tirsis, mi sentimiento há sido poco, pues há de ser mayor para matarme. Tirsis.

Dolor para volver un hombre loco! Siéntate, llorarémos: que si Orféo los áspides movió, yo los provoco.

Llama cruel al Cielo el padre Alcéo, llorando á Ardelia de cruel ventura, muerta en mi suerte, y viva en el deseo.

Niega el Betis al mar el agua pura, que le parecen pocas las que lleva, para llorar tan grande desventura.

Aspid, ni fiera, no se alverga en cueba, que sintiendo este caso desastrado, en larga copia lágrimas no llueva.

Buey no gusta la yerva de este prado;

ni quando el Sol ardiente reverbera, busca la sombra, y fuentes el ganado. Amintas yá no viene á la ribera, que á la sombra cantó del sauce verde, ántes que el gran Lisáro se partiera. O quánto bien (ó Coridon) se pierde en un momento, y dexa con el daño la importuna memoria que lo acuerde! La bella Filis no desciende al baño; ni persigue las fieras Galatéa,

ni el Labrador espera fertil año. Como la vid al olmo hermoséa, que de pendientes ubas adornada, los pámpanos estiende, y los rodea:

Como la fruta de sazon colgada en su nativo ramo es ornamento del árbol, y las mieses del arado;

Así, mientras que el Cielo fue contento, eras, Ardelia, de Pastores gloria, agora polvo, y mi esperanza viento.

Escriban, pues, mis lágrimas la historia en duro pedernal, si pueden tanto, para su eterna y trágica memoria.

Celebren esta muerte con su llanto los Tigres de la Armenia, que en la vida Ardelia enterneció con dulce canto.

Ardelia, que en el canto es preferida al sabio Elpín, cuya zampoña clara fue de los montes dulcemente oida;

Y

Y al són, si su Licóris lo escuchára. corriera el rio, en leche convertido, y de la dura encina miel sudára. Jamás cerca del Ismaro se vido cantar Orféo con la voz tan grave, llorando tiernamente el bien perdido. Ni desatar en modo tan suave la lengua de Arion, con quien acaso fué piadosa la mar, y no la nave. Lamentan los Pastores este caso desde que en el Oriente se descubre. hasta que el Sol se esconde en el Ocaso Pasa, y dexa los árboles Otubre desnudos al rigor de escarcha fria; y Abril de nuevos pámpanos los cubre. Pasa la noche, y viene luego el dia, así se ván los tiempos variando: que el Cielo trás un mal un bien envia. Mas yo, cuitado, que viví cantando, yá libre por mi mal de la mudanza que en todo suele haber, muero llorando Pastores, á quien pena de esto alcanza, poned en el sepulcro, dó reposa, estas pocas palabras de alabanza: Ardelia soy, por mi virtud famosa. de la sangre de Alcides el Tebáno.

Coridon.
Tal me es tu voz, Poeta soberano,

no menos desdichada, que hermosa.

qua

descansar á la sombra en el Verano;

I al Cazador sediento, y polvoroso,
subido el Sol á la mitad del Cielo,
la fuente clara, y sitio deleitoso,
lace á las aves olvidar su vuelo,
hace con su dulzura tu garganta,
que nazcan flores, quando abrasa el yelo:
Cantando, aunque tu lengua nos espanta,
ofreceré mi canto á su ceniza,
verás quánto su nombre se levanta.

Y pues en tí su amor se canoniza,
y Ardefia á Coridon tambien amaba,
verás cómo mi verso la eterniza.

Tirsis.

Es deuda general, que aun la cantaba por fama Elpino, que su fin suspira en la esmaltada márgen que Arno lava.

Coridon.

De vérse entre los Angeles se admira Ardelia, y adorando el Sol divino, las nubes á sus pies, y estrellas mira. Las Driadas se alegran, y el vecino soto responde con rumor sonoro: dichoso el que nació con tal destino.

Del cauto Lobo se asegura el Toro, del Perro el Ciervo, porque Ardelia intentavolver los campos en los siglos de oro.

Resuena el valle, Coridon aumenta

con sacros hymnos el honor del nombre. que el número de dioses acrescienta. Yo te haré un altar, para que el hombre. que es natural, te obsequie; y si estrangero. te alabe (con razon) quando te nombre: Dó la sangre inocente de un Cordero vierta la mano del pastor devoto, y con sangre su víctima el Baquero: Dó queme los olores del remoto Sabeo el peregrino en fuego puro, y á tu contemplacion absuelva el votos Dó, por tener su término seguro, te hagan los Pastores cada un año. una solemne fiesta en lo futuro. Y aunque sufra la pena de un engaño. con regalada Musa, y voz aguda, te cantará Lisáro en reyno estraño. Que de nuestra amistad, y fé desnuda aún espero vér mas; sí bien es cierto, que quien muda lugar, voluntad muda. Mas quando roto el natural concierto el Oso erráre por el mar salado, y el Delfin habitare en el desierto: Quando, el uso antiquisímo trocado, el Babylonio beba de la Sona, y el Francés del Eufrátes apartado: Entonces faltará de mi persona la religion, que digo, y á tu fama, Poeta ilustre, la inmortal corona.

(77)

#### Tirsis.

No zéfiro sonando entre la rama:
no al fatigado el sueño es tan sabroso,
tendido sobre tierna, y verde grama:
No el murmurar de arroyo sonoroso,
que entre menudas guijas se quebrante,
es tal como tu verso numeroso,
digno de que troféos y armas cante.

# GARCILASO, DE LA VEGA.

## ODA

## A la Flor de Gnido.

S 1 de mi baja Lira tanto pudiese el són, que en un moment aplacase la ira del animoso viento, y la furia del mar, y el movimiento; Y en ásperas montañas, con el suave canto enterneciese las fieras alimañas, los árboles moviese, y al són confusamente los truxese: No pienses que cantando sería de mí, hermosa Flor de Gnido. el fiero Marte ayrado, á muerte convertido. de polvo, y sangre, y de sudor teñido: Ni aquellos Capitanes, en la sublime rueda colocados, por quien los Alemanes el fiero cuello atados. y los Franceses ván domesticados. Maa \$ T

Mas solamente aquella fuerza de tu beldad sería cantada. y alguna vez con ella tambien sería notada el aspereza de que estás armada. Y como por ti sola, y por tu gran valor, y hermosura, convertida en viola, llora su desventura el miserable amante en tu figura. Hablo de aquel cautivo de quien tener se debe mas cuidado, que está muriendo vivo, al remo condenado. en la concha de Venus amarrado. Por ti, como solía, del áspero Caballo no corrige la furia, y gallardía, ni con freno le rige, ni con vivas espuelas yá le aflige. Por tí, con diestra mano, no revuelve la espada presurosa, v en el dudoso llano huye la polvorosa palestra, como sierpe ponzoñosa. Por tí, su blanda Musa, en lugar de la citara sonante, tristes querellas usa, que con llanto abundante

ha-

hacen bañar el rostro del amante. Por tí, el mayor amigo lo es importuno, grave, y enojoso: vo puedo ser testigo, que yá del peligroso naufragio fui su puerto, y su reposo. Y agora en tal manera vence el dolor á la razon perdída, que ponzoñosa fiera nunca fue aborrecida tanto como yo dél, ni tan temida. No fuiste tú engendrada, ni producida de la dura tierra: no debe ser notada, que ingratamente yerra quien todo el otro error de sí destierra. Hágate temetosa el caso de Anaxárete, y cobarde, que de ser desdeñosa se arrepintió muy tarde, y así su alma con su marmol arde. Estábase alegrando del mal ageno el pecho empedernido, quando abajo mirando. el cuerpo muerto vido del miserable amante alli tendido, Y al cuello el lazo atado. con que desenlazó de la cadena el corazon cuitado.

que con su breve pena compró la eterna punicion agena. Sintió allí convertirse en piedad amorosa el aspereza. O, tarde arrepentirse! 6, última terneza! ¿cómo te sucedió mayor dureza? Los ojos se enclavaron en el tendido cuerpo, que allí vieron: los huesos se tornaron mas duros, y crecieron, y en si toda la carne convirtieron. Las entrañas eladas tornaron poco á poco en piedra duras por las venas cuitadas la sangre su figura iba desconociendo, y su natura: Hasta que, finalmente, en duro marmol vuelta, y transformada, hizo de sí la gente no tan maravillada, quanto de aquella ingratitud vengada. No quieras tú, Señora, de Némesis ayrada las saetas probar por Dios, agora; baste que tus perfetas obras, y hermosura á los Poetas Dén inmortal materia,

sin que tambien en verso lamentable

celébren la miseria de algun caso notable, que por tí pase triste, y miserable.

et lasso i i liggi più più altri i i chi a spe

Fr.

# FR. LUIS DE LEON.

## DE PINDARO.

ODA I: Ariston men.

EL agua es bien precioso, y entre el rico tesoro, come el ardiente fuego en noche escura, ansi relumbra el oro. Mas, alma, si es sabroso cantar de las contiendas la ventura. ansí como en la altura no hay rayo mas luciente. que el Sol, que Rey del dia por todo el yermo Cielo se demuestra: ansi es mas excelente la Olimpica porfia de todas las que canta la voz nuestra: materia abundante, donde todo elegante ingenio alza la voz, ora cantando de Rea, y de Saturno el engendrado. y juntamente entrando al techo de Hieron alto preciado.

Hieron, el que mantiene el Cetro merecido del abundoso Cielo Siciliano, y dentro en sí cogido. lo bueno, y la flor tiene de quanto valor cabe en pecho humanos y con maestra mano discanta señalado en la mas dulce parte del canto, la que infunde mas atento, y en el banquete amado mayor dulzor reparte. Mas toma yá el laud, si el sentimiento, con dulces fantasías, te colma, y alegrias la gracia de Phernico, el que en Alfeo, volando sin espuela en la carrera, y venciendo el deseo del amo, le cobró la voz primera.

Del amo glorioso en la Caballería, que en Siracusa tiene el Principado, y rayos de sí envia su gloria en el famoso lugar, que fue por Pélope fundado; por Pélope, que amado fue yá del gran Neptuno, luego que á vér el Cielo la Cloto le produjo, relumbrando en blanco marfil uno de sus hombros, al suelo con la estrañéz jamas vista admirando. Hay espantosos hechos:

y en los humanos pechos, mas que no la verdad desafeitada, la fábula con lengua artificiosa, y dulce fabricada, para lanzar su engaño es poderosa.

Merced de la Poesía, que es la fabricadora de todo lo que es dulce á los oidos, y ansi lo enmiela, y dora, que hace cada dia los casos no creibles ser creidos. Mas los dias nacidos, despues vén el engaño. Lo que al hombre conviene es fingir de los dioses lo que es digno: siquiera es menos daño. Por donde á mí me viene el ánimo cantar de tí, divino Tantálides, diverso de lo que canta el verso de los antepasados; y es, que habiendo á los dioses tu padre convidado, y en Sipilo comiendo, Neptuno te robó de amor forzado.

Domóle amor el pecho, y en carro reluciente te puso adonde mora el Jove magno, á dó en la edad siguiente, vino al Saturnio lecho en vuelo el Ganimedes soberano.
Mas como al ojo humano
huiste, y mil mortales,
que luengo te buscaron,
á tu llorosa madre no traxeron
ni rastro, ni señales:
por tanto no faltaron
vecinos envidiosos, que digeron,
que por cruel manera
en ferviente caldera
los dioses te cocieron, y traído
á la mesa de esta arte,
entre ellos te comieron repartido.

Mas tengo por locura hacer del vientre esclavo á celestial alguno, y carnicero. Yo, al fin, mis manos lavo, que de la desmésura el daño, y el desastre es compañero: Y mas, que de primero el Tántalo fue amado de los gobernadores del Cielo, si lo fue yá algun terreno; bien que al amontonado tesoro de favores no le bastando el pecho de relleno, rompió en un daño fiero, que el Jupiter severo le sujetó á la peña caediza:

y ansi el huir, que siempre tantaséa; y el miedo, que le atiza, agénanle de quanto se desea.

Y de favor desnudo padece otros tres males demás de este mal crudo, porque osadamente dió á sus iguales la ambrosía, que no pudo, y el nectar, dó los dioses colocada tienen su bienhadada, y no finible vida. i Mas quánto es loco, y ciego quien fia de encubrir su hecho al Cielo? Despues de esta caída, tambien el hijo, luego tornaron al lloroso y mortal suelo. Y como le apuntaba la barba yá, y estaba el mozo en su vigor, y florecia, al rico, y generoso casamiento, que entónces se ofrecia. el ánimo aplica, y pensamiento. Ardiendo, pues, desea

à la Ipodamia
del clato Pisadon, ilustre planta:
y à dó la mar batia,
quando la noche afea
al mundo, solo busca al que quebranta
las ondas, y levanta;

al

al qual que encontinente
junto de él aparece,
le dice: Si contigo aquel pasado
tiempo sabrosamente
algo puede, y merece,
y si yá mi dulzor te vino en grado,
enflaquece la mano,
y lanza del Pisano,
y dáme la victoria en Elis, puesto
que á dilatar las bodas, y concierto
el padre está dispuesto,
dado que son yá trece los que há muerto.

Lo grande, y peligroso no es para el cobarde. El alto, y firme pecho lo presume; y pues temprano, ó tarde. es el morir forzoso, ¿ quién es el que sin nombre, y vil consume, y en honda noche sume el tiempo de la vida de toda prez ageno? Al fin estoy resuelto en esta empresa, v tuva es la salida. y el dár suceso bueno. Y dicho esto calló; mas no fue aviesa de aquesta su repuesta la divinal respuesta: porque dándole nueva valentía, le puso en carro de oro, en los mejores

caballos que tenia, con alas no cansadas voladores.

Y ansi alcanzó victoria. y fue suya la virgen; y casados, de alto pecho y gloria, seis Principes, seis hijos engendrados dexaron; y pasados los dias yace agora en tumba sumptuosa, á par del agua Alfea, á par de la ara, de las que el mundo adora, la mas noble, y gloriosa. Y hace que su nombre y fama clara por mil partes se estienda la Olympica contienda, que se celebra allí, dó el pie ligero, dó hacen las osadas fuerzas prueba; y quien sale el primero, dulcísimo descansa, y gozo lleva.

Para toda la vida
tanto es precioso y raro
el premio que consigue; y siempre aviene
ser excelente y raro
el bien, que de avenida,
y junto, y en un dia, al hombre viene.
Mas á mí me conviene
con alto, y noble canto,
por mas aventajado
en el velóz Caballo coronarte,

G 2

Hieron ilustre. Y quanto á todos en estado vences, y en claros hechos celebrarte, tanto con mas hermosas, y mas artificiosas canciones yo presumo. Vive y crece, que Dios tiene á su cargo tu ventura, y si no desfallece, aun yo te cantaré con mas dulzura.

Cantarte hé victorioso en voladora rueda: y Cronio, que acia el Sol continuo mira. para que tanto pueda, me infundirá copioso dón de palabras vivas. Que en mí inspira fortísima, y me tira á sí, hecha Señora la Musa poderosa. Que cada uno en uno se señala: y todo el Rey adora. No busques mayor cosa. Y el Cielo, que en lo alto de la escala te puso, te sustente alli continuamente: y yo de tan ilustre compania me véa de contino rodeado. y claro en Poesía por todo el Griego suelo andar nombrado.

# GREGORIO MORILLO.

#### SATIRA.

Uién se fuera á la Zona inhabitable por no perder del todo la paciencia, que quieren que lo sufra, y que no hable! Tubieron Persio y Juvenal licencia de corregir las faltas del Imperio; ¿ y no he de hacer yo escrúpulo y conciencia, Viendo en una ventana una Glicerio. una segunda Venus, que la ocupa, donde pensastes que era un Monasterio, Y que á la mar se arroje la chalupa, como la galeaza, y tienda velas, y tanto aquesta, como aquella chupa? Mas quién no há de calzarse las espuelas, por no vér afeitada, como guinda, la que há perdido en navegar las muelas? Porque un taimado Páris se le rinda, mas ántes por sus blancas, que sus canas, luego se tiene por discreta y linda. Si el Cielo arroja de oro mas manzanas que hay copetes teñidos de ruibarbo, y mugeres devotas de sotanas. Si se tiene de dár por mejor garvo, ella sola merece esta preséa: har-

harto me pesa, quando en esto escarbo. Y si por dicha le decis, que es fea, aunque tenga la cara como esguince. como tiene mal pleyto, lo vocéa. Nunca sus años fueron mas de quince, y escoge de á catorce los mozuelos: que en esto tiene vista como lince. Dice, que ayer murieron sus abuelos; y que si tiene el rostro con arrugas, es del tormento, que le dais con celos. Por no andar en muletas, vá en jamugas: maldigate Dios, vieja, seas quien fueres, que mientras mas declinas, mas conjugas. Solian ser como negros las mugeres: dexábanse engañar con una cinta; yá quieren cascaveles y alfileres. Yá no vale la presa sin la pinta, que la codicia todo lo atropella. v solo es el dinero esencia quinta. ¿ Quién te hizo cosmógrafa doncella, que del mundo menor sabes el mapa, las zonas, y coluros de su estrella? Que viuda la pragmática destapa; ántes muestra de grana del mantéo, y miéntras mas se engrana, mas se entrapa. Tañedle zarabanda, ó el guineo: luego se brinca, se menea y bulle, mostrando por las obras el deseo. Si la beata de rezar se tulle,

ipara qué es menester que yo lo entienda, y que despues en el Sermon se arrulle? ¿Qué mal parece un dón en una tienda! y el otro necio, que engañar se dexa, aunque á precio del dón lienzo se venda. Mejor Marina aspára su madeja, que hablar con el Lacayo gerigonza, aunque la toca se quemára, ó ceja. Doña Marigarcia, y Doña Aldonza, si mas amor publicas, que Belerma, ¿por qué te vás trás el real de á onza? Y como Durandarte tenga enferma la bolsa, no le importa que se saque el corazon, y que por tí no duerma. ¿Quien sufre un sahumerio de estoraque, y unos anteojos de una costurera. que finge que al amor le há dado jaque? Ninguna como yo he querido, quiera, dice, que soy lisiada quando empiezo, y yo sospecho que empeceis espera. Tantos dias ayuno, y tantos rezo, y delante los ojos os engañe, bautizando en suspiro el que es bostezo. Mal haya tanto parche de caraña, que solo sirve de hacernos mueca, y encarecer el tafetan de España. No hay muger que no tenga yá ajaqueca, por gozar del barato de la cura; y harto mas barata es una rueca.

Una

Una letora el sufrimiento apura, que apenas há leido á Doña Oliva, 6 pasado el Doncél de la aventura. Quando, aunque venga el cuento cuesta arriba, alega un disparate, un testimonio, que no se halla libro, que lo escriba. Si sabe algo del Arte del Antonio, si estudia para Monja, 6 si solféa, tiene mayor soberbia que el Demonio; Y el padre, con sus barbas de zaléa, hecho un bobo, procura, aunque se empeñe, en viendo que su hija deletréa, Que á danzar, y tañer luego se enseñe; y en sabiendo en la harpa dos terceras, yo os aseguro, que á David desdeñe. Y de ordinario aquestas bachilleras, si el tiempo á sus deseos no socorre, son de la madre del maestro nueras. Diránme: Corra el mundo como correque deje á cada una hacer sus mangas, y que los versos, con que ofendo, borre. Yo no quiero doncella que me tangas, mas que sepas hechar unas especias, si á gobernar tu casa te arremangas. Aunque sufrir aquestas, y otras necias, parece que es negocio tolerable, que entre ellas hay mil Porcias y Lucrecias. Mas que con toldo y gravedad me hable un, íbalo á decir, un majadero,

ín-

ingerto un Oficial en Condestable. ¿Quién sufrirá un á fé de Caballero del que ayer truxo calzas de gamuza. y las subió de punto su dinero? Aogóse su padre en una alcuza, su madre apenas tubo manto ó saya, truxeron sus hermanos caperuza; Y hace á sus abuelos de Vizcaya, aunque al contrario la verdad se sepa; y luego no querrán que yo me vaya. Todos venimos de una misma cepa; sinó que en los estados de fortuna, rueda con unos, y con otros trepa. Y al que se vé en los cuernos de la Luna, luego halla coronista, que le avisa, que mató (y miente) sierpes en la cuna. De estos me dá mas lástima, que risa: que al cabo, al cabo, dán en el abismo, y qual Hercules, mueren en camisa. ¿Empero no es donoso barbarismo, que en viéndose uno en dignidad, ó estado, dó solo hace bien para sí mismo, Luego se halla un pariente, un ahijado, que piensa convertirse, siendo pulga, con su favor, en Caballero armado? Gracioso parentesco le divulga! Tambien há sido el Cura mi padrino; y si hago por qué, me descomulga. Y si á caer de la privanza vino,

yo apostaré, que niega el parentesco, y dice, que le toca á su vecino. Si tantas truchas sin mojarme pesco, gran ventura será que no se acuerde ninguno del franjón de mi greguesco. Mas la conciencia me carcome y muerde, que el que truxere esquinas en la gorra, digo que es humo de higuera verde. Si se puede cazar á pie una zorra, tanto zorrero, como encuentro y topo, ¿ de qué sirve á su amo, si no ahorra? En tiempo de las fábulas de Isopo, que fueron necesarias yo confieso: empero aora cógenlas del hopo. Bueno será que pierda el otro el seso, y que le dexe dár con todo al traste. por no decirle: mal haceis en eso; Y que un pobrete á las parejas gaste con su muger, como si fuese un Fucar, y haya paciencia, que á sufrillo baste. Y un viejo, que se acuerda del Rey Bucar, que piensa, que há vivido de mostrenco, haciéndose de amor un tierno azucar. ¿Piensas que yo no sé que eres cellenco, y haces metamorfoseos de tus canas, con la receta que te dió el Flamenco? Vídete yo, haber puede dos semanas, hecho un Arias Gonzalo, un Cisne blanco; y oy hecho un Artur partes abellanas. Sa-

Sabe Dios, que no fueras tú tan franco de convertirte en cuero, siendo armiño, si se pusiera en el acige estanco. ¿No es gusto vér rondar la calle un niño, que apenas los pañales tiene enjutos, con su broquél, su espada, y con su aliño? Y en sonando una sarta de canutos, afirmará que vido una fantasma, y gozan otros de su amor los frutos. Una garita me suspende, y pasma, donde antes que un novato se rebulla, vuelve la bolsa hidrópica con asma. De bravo dice, y hace á toda trulla, sobre un gato, que pone en el busete, y aunque tenga siete ánimas, maulla. Luego hay mil que le presten con ribete, y el pobre de picado á tanto llega que réditos de réditos promete. Aun de este no me admiro, si se ciega, ni del que presta al uso de Sevilla, por lo que al uno, y otro se le pega. Mas de un mirón, que vá de silla en silla, (si juegan á la polla) hecho duende, aguardando á quien entra con sotilla. No sé por donde, mundo, te remiende: conozco que me mato, y que me canso, por lo que nadie sabe, ni lo entiende. ¿Qué me vá á mí que me hable con remanso uno, que de santucho se gradúa, COD

con el pescuezo largo como ganso? Si el otro sin hacienda gasta, y rua, ¿ por qué no he de creer, que es de milagro, ó que las puertas no abre con ganzúa? Todos tenemos esta punta de agro, que juzgamos por malo lo que es bueno; empero aqueste desde aquí lo almagro. Quien sabe antes de albarda, que de freno, préciese de ginete, aunque sea un mazo; ¿ qué me vá á mí, que tenga este barreno? Alabe su blanquillo, o su picazo, que pára en pies, y manos por estremo, ¿ sobre qué há de parar, pregunto, asnazo? Quanto al Soldado hablador le temo, que se halló en la Naval, ó allá en Mastrique. ni sé si con mochila si con remo. Que quiera que yo crea, y testifique, que por lo menos empuñó gineta y de ser General estubo á pique. Y presuma de liga, ó agujeta, de vanda, de coleto, y de penacho, y es mas desaliñado que un Poeta. Y tú, santucho, que sin mas empacho, del que está amancebado así murmuras, como si no hicieras el cenacho; Vídete yo llevar dos asaduras, una á tu casa, y otra á cierto hato, donde porque lo calle me conjuras. Porque traes de tres suelas el zapato,

el sayo sin boton, cuello sin trenzas, piensas que está la gloria en ser beato. Quando habias de acabar (pluma) comienzas: que te recojas antes será bueno: que con ageno vicio te convenzas, y no es razon que pagues vicio ageno.

(100)

## LOPE DE VEGA.

ODA I.

De la Barquilla.

Obre barquilla mia, entre peñascos rota, sin velas desvelada, y entre las olas sola. Adónde vás perdída? ¿adónde, dí, te engolfas? que no hay deseos cuerdos con esperanzas locas. Como las altas Naves te apartas animosa de la vecina tierra, y al fiero mar te arrojas. Igual en las fortunas, mayor en las congojas, pequeño en las defensas, incitas á las ondas. Advierte que te llevan á dár entre las rocas, de la soberbia envidia, naufragio de las honras. Quando por las riberas andabas costa á costa. nunca del mar temiste las iras procelosas.

Segura navegabas:

que por la tierra propia, nunca el peligro es mucho

adonde el agua es poca.

Verdad es, que en la patria no es la virtud dichosa, ni se estimó la perla, hasta dejar la concha.

Dirás, que muchas barcas, con el favor en popa, saliendo desdichadas, volvieron venturosas.

No mires los egemplos de las que ván y tornan, que á muchas há perdido la dicha de las otras.

Para los altos mares no llevas cautelosa ni velas de mentiras, ni remos de lisonjas.

¿ Quién te engaño, barquilla? Vuelve, vuelve la proa, que presumir de Nave fortunas ocasiona.

¿ Qué jarcias te entretexen?
que ricas vanderolas
azote son del viento,
y de las aguas sombra.
¿ En qué gabia descubres,

del arbol alta copa, la tierra en prespectiva del mar incultas orlas? En qué celages fundas, que es bien echar la sonda. quando, perdido el rumbo, erraste la derrota? Si te sepulta arena, ¿ qué sirve fama heroica? que nunca desdichados sus pensamientos logran. ¿ Qué importa que te ciñan ramas verdes, ó rojas? que en selvas de corales salado cesped brota. Laureles de la orilla solamente coronan Navios de alto bordo, que jarcias de oro adornan. No quieras que yo sea, por tu soberbia pompa,

Faetonte de Barqueros, que los laureles lloran. Pasaron yá los tiempos, quando lamiendo rosas el zéfiro bullia, y suspiraba aromas. Yá fieros uracanes

tan arrogantes soplan,

que salpicando estrellas, del Sol la frente mojan. Yá los valientes rayos de la vulcana forja, en vez de torres altas abrazan pobres chozas. Contenta con tus redes 'á la playa arenosa, · mojado me sacabas, pero vivo: ¿qué importa? Quando de rojo nacar se afeitaba la Aurora, mas peces te llenaban, que ella lloraba aljofar. Al bello Sol, que adoro, enjuta yá la ropa, nos daba una cabaña la cama de sus hojas. Esposo me llamaba, yo la llamaba esposa, parandose de envidia la celestial antorcha. Sin pleyto, sin disgusto, la muerte nos divorcia.

¡Ay de la pobre barca, que en lágrimas se ahoga! Quedad sobre el arena, inútiles escotas, que no há menester velas

quien

quien á su bien no torna. Si con eternas plantas las fixas luces doras, ¡ó dueño de mi barca! y en dulce paz reposas, Merezca que le pidas al bien, que eterno gozas, 🗦 que adonde estás me lleve mas pura, y mas hermosa. Mi honesto amor te obligue, que no es digna vitoria para quejas humanas ser las Deidades sordas. Mas ay! que no me escuchas: pero la vida es corta: viviendo, todo falta, muriendo, todo sobra.

٠,

### ODA II.

Ara que no te vayas, pobre barquilla, á pique, lastremos de desdichas tu fundamento triste. ¿ Pero tan grave peso cómo podrás sufrirle? Si fuera de esperanzas, no fuera tan dificil. De viento fueron todas, para que no te fies de grandes Oceanos, que las bonanzas fingen, Alhagan las orillas con ondas apacibles, peynando las arenas con circulos sutiles. Serenas de semblante engañan los esquifes, jugando con los remos, porque no los avisen. Pero en llegando al golfo, no hay monte que se empine al Cielo mas gigante, adonde tantos gimen. Traidoras son las aguas: ninguna se confie

H 2

de condicion tan fácil,

que á todos vientos sirve.

Tan presto vér el Cielo

á las gabias permite,

como que los abismos

las rotas quillas pisen.

Yá, pobre leño mio, que tantos años fuiste desprecio de las ondas por Scilas, y Caribdis,

Es justo que descanses, y en este tronco firme, atado como loco, del agua te retires.

No intentes nuevas tablas, ni el viento desafies, que ruinas del tiempo ninguna enmienda admiten.

Miéntras te cuelgo al Templo, vitorioso apercibe para injustos agravios paciencias invencibles.

En la deshecha popa desengañado escribe: ninguna fuerza humana al tiempo se resisté.

No te anuncien las aves tempestades terribles, ni al vér que entre las ramas ayrado el viento silve. No mires los que salen, ni barco nuevo embidies, porque le adornen jarcias, y velas le entapicen.

A climas diferentes la errada proa inclinen las poderosas Naves de Cesares Felipes.

Antarticos tesoros alegres soliciten diamantes orientales, zafiros, y ametistes.

Las armas de las popas con generosos timbres los montes de agua espanten, la tierra opuesta admiren.

Y tú de solo el Cielo cubierta, no porfies á volver á las ondas, de quien saliste libre.

Huye abrasadas Troyas, siendo al furor de Aquiles Eneas el silencio, y la virtud Anquises.

Quando tu dueño, y mio, en esta orilla viste, saliendo de las aguas, salir á recibirme, Aun no mostraba el Alba

H

sus cándidos perfiles, riendo en azucenas. llorando en alelies. Quando á buscar regalos eras pomposo Cisne por las ocultas sendas del Reyno de Anfitrite. Ni temias tormentas. ni encantadoras Circes. que vá para Sirenas era mi amor Ulises. Y aun me vieron á veces. sus cristalinas sirtes Búzano de las perlas, y de los peces lince. ¿ Qué pesca no le truge. quando la noche viste. de sombras estos montes, que con mi amor compiten I Y no en luciente plata, sinó en tegidas mimbres, que donde vienen almas, son las riquezas viles. No hay cosa entre dos pechos, que mas el alma estime. que verdades discretas. en apariencias simples. Yá la temida parca,

que con igual pie mide

los

los edificios altos, y las chozas humildes, Se la robó á la tierra, y con eterno eclipse cubrió sus verdes ojos, yá de los Cielos Iris.

Aquellas esmeraldas, que con el Sol dividen la luz, y la hermosura, en otro Cielo asisten.

Aquellos que tuvieron, riendose apacibles, la honestidad por alma, que no el despejo libre:

Yá de su voz no tienen, que propiamente imiten dulcisimos pasages, los Ruiseñores tiples.

No só quál fue de entrambos, bellísima Amarilis, ni quién murió primero, ni quién agora vive.

Presumo, que trocamos las almas al partirte: que pienso que es la tuya esta, que en mí reside.

Tendido en esta arena, con lágrimas repite mi voz tu dulce nombre,

H 4

porque mi pena alivie. Las ondas me acompañan, que en los opuestos fines. con tristes ecos suenan, y lo que digo dicen. No hay roca tan soberbia, que de vérme, y oirme, no se deshaga en agua, se rompa y se lastime. Levantan las cabezas las Focas y Delfines á las amargas voces de mis acentos tristes. No os admireis, les digo, que llore y que suspire? aquel Barquero pobre, que alegre conocisteis. Aquel, que coronaban laureles por insigne, si no miente la fama. que á los estudios sigue. Yá por desdichas tantas,: que le humillan y oprimen, de lúgubres cipreses. la humilde frente ciñe. Yá todo el bien que tube. de vérle me despide: ... su muerte es esta vida, que me gobierna y rige,

Yá mi amado instrumento, que hazañás invencibles cantó por admirables, lloró por infelices.

En estos verdes sauces ayer pedazos hice: supiéronlo Barqueros, enojados me riñen.

Qual toma los fragmentos, y á unirlos se apercibe; pero difunto el dueño, ¿las cuerdas de qué sirven?

Qual le compone versos: qual, porque no le pisen, le cuelga de las ramas, transformacion de Tisbe.

Mas yo, que no hallo engaño, que tu hermosura olvide, á quanto me dixeron llorando satisfice.

Primero que me alegre, será posible unirse este mar al de Italia, y el Tajo con el Tibre.

Con los Corderos mansos retozarán los Tigres, y faltará á la Ciencia la envidia, que la sigue. Que quiero yo que el alma

llorando se destile, hasta que con la suya esta unidad duplique. Que puesto que mi llanto: hasta morir porfie, ..... tan dulces pensamientos seran despues fenices. En bronce sus memorias con eternos buriles, amor, que no con plomo, blando papel imprime, ¡O luz, que me denaste, quándo será posible : ;; que vuelva á vérte el alma, y que esta vida animes! Mis soledades sienre: mas ay! que donde vives, de mis deseos locos en dulce paz te ries.

#### ODA III.

Y soledades tristes de mi querida prenda, donde me escuchan solas las ondas, y las fieras! Las unas, que espumosas nieve en las peñas siembran, porque parezean blandas con mi dolor las peñas. Las otras, que bramando yá tiemblan la fiereza, y en sus entrañas hallan el eco de mis quejas. ¿Cómo sin alma vivo en esta seca arena? ¿ ó cómo espero el dia, si está mi Aurora muerta? ¿O pediré, llorando la noche de su ausencia, que pues vá viven juntas, entrambas amanezcan? Pero saldrán las suyas, y no saldrá mi estrella: que aunque de noche salen, padece noche eterna. Alma, Venus divina, . que dia y noche muestras la senda del Aurora.

y del mayor Planeta. Por esta noche sola le dá la presidencia; : pues sabes que te iguala su luz, y su pureza. Cubra funesto luto. barquilla pobre y yerma, de la proa á la popa tus jarcias y tus velas. No vá tendal te vista, ni te coronen fiestas marítimos hinojos, mas venenosa adelfa. Las juncias y espadañas, que de aquestas riberas con sus dorados lirios tegidas orlas eran. Y los laureles verdes secos tarayes sean: .. lo inutil de sus hojas mis esperanzas tengan. Y rómpaste de suerte, que parezcas deshecha cabaña despreciada, que los Pastores dejan. No yá por la mesana tus flámulas parezcan sierpes de seda al viento, de tafetan cometas.

No de alegres colores, sinó de sombras negras, las palas de tus remos las ondas encanezcan. No las desnudas Ninfas. quando la vela tiendas, á la embreada quilla. arrimen las cabezas. Deshechos uracanes te saquen y te vuelvan; pues yá la mar de España les concedió licencia. Vosotros, ó Barqueros, que en aquestas Aldeas dejais vuestras esposas, hermosas, y discretas, Si obligan amistades á mis tristes endechas, en tanto que las olas por estas rocas trepan; Pues viven retiradas las barcas, y las pescas, ayudad con suspiros mis lastimosas quejas. El que á la mar saliere, -para que presto vuelva, embárquese en mis ojos, y le tendrá mas cerca. El que estubiere alegre,

ni venga, ni me véa, que volverá de vérme con inmortal tristeza. Cortad, ciprés funesto, y acompañad mi pena con versos infelices de miseras elegias; Y el que mejores rimas hiciere á las exequias de mi querida esposa, tal premio se prometa. Aqui tengo dos vasos, donde esculpidas tenga la desdeñosa Dafne. y la amorosa Leda. Aquella verde Laura, y con las plumas esta del Cisne, por quien Troya llamó su fuego á Elena. Y dos redes tan juntas, que si sus nudos cuenta, podrá suspiros mios, y yo del mar la arena. Sacarán las Nayades, las Driadas, y Oreas, aquellas de las ondas, las otras de las selvas, Las frentes, que coronan

corales, y verbenas,

pa-

para que doble el llanto tan misera tragedia.

Yá es muerta, decid todos, yá cubre poca tierra la divina Amarilis, honor y gloria vuestra.

Aquella, cuyos ojos
verdes, de amor centellas,
músicos celestiales
Orfeos de almas eran.

Cuyas hermosas niñas tenian, como Reynas, doseles de su frente, con armas de sus cejas.

Aquella, cuya boca daba lección risueña al mar de hacer corales, al Alva de hacer perlas.

Aquella, que no dixo palabras estrangeras de la virtud humilde, y la verdad honesta.

Aquella, cuyas manos, de vivo azar compuestas, eran nieve en blancura, cristal en transparencia.

Cuyos pies parecian dos ramos de azucenas, si para ser mas lindas

nacieran tan pequeñas. La que en la voz divina desafió Sirenas, para quien nunca Ulises pudiera hallar cautela. La que anadió al Parnaso la Musa mas perfecta, la virtud, y el ingenio, la gracia, y la belleza. Matóla su hermosura, porque yá no pudiera la envidia oir su fama, ni vér su gentileza. Venid á consolarme. si puede ser que sea; mas no vengais, Barqueros, que no quiero perderla. Que si mi vida dura, es solo porque sienta mas muerte con la vida, mas vida, que sin ella. Yá roto el instrumento. los lazos, y las cuerdas, lo que la voz solía. las lágrimas celebran. Su dulce nombre llamos mas poco me aprovecha, n que el eco, que me buria, con mis acentos suena.

Mi propia voz me engaña, y como voy trás ella. quanto la sigo y llamo, tanto de mi se aleja. En este dulce engaño, pensando que me espera, salen del alma sombras á fabricar ideas. Delante se me ponen, y yo con ansia extrema, lo que imagino abrazo, por vér si efecto engendra. Pero en desdicha tanta, y en tanta diferencia, los brazos, que engañaba, desengañados quedan, ¡Qué alegre respondia, dividiendo risueña. aquel clavél honesto. en dos esferas medias! Y yo, su esposo, triste, al desatar la lengua, cogia de sus hojas la risa con las perlas. Mas yá no me responde. mi dulce amada prenda, que en el silencio eterno,

á nadie dán respuesta.

De suerte sus memorias

en soledad me dejan, que busco sus estampas por esta arena seca.

Y donde tantas miro, (qué locura tan nueva!) escojo las menores, y digo que son ellas.

No hay arbol donde tubo alguna vez la siesta, que no le abrace, y pida la sombra, que me niega.

Y entre estas soledades, con ansias tan estrechas, no miro su retrato, y muerome por vérla.

Que no pueden los ojos sufrir que muerta sea la que tan lindo talle pintada representa.

Lo que deseo huyo, porque de vér me pesa, que dure mas el arte, que la naturaleza.

Sin esto, porque ereo,
(como me mira atenta)
que pues que no me habla,
no debe de ser ella.

Pintóla Francelise: .
de las paredes cuelga

· de mi cabaña pobre: mas qué mayor riqueza! Si alguna vez acaso levanto el rostro á vérla, ·las lágrimas la miran, porque los ojos ciegan, Mas no podrá quejarse de que otra cosa vean, aunque mirase flores, sin parecerme feas, Tan triste vida paso, que todo me atormenta: la muerte, porque huye, la vida, porque espera. Quando Barqueros miro, cuyas esposas muertas, que tanto amaron vivas, olvidan, y se alegran, Huyo de hablar con ellos, por no pensar que puedan hacer en mí los tiempos á su memoria ofensa. Porque si alguna cosa, aun suya, me consuela, yá pienso que la agravio, y dejo de tenerla, Asi Iloraba Fabio del mar en las riberas la vida de Amarilis,

la muerte de su ausencia,
Quando atajaron juntas
con desmayada fuerza,
el corazon, las ansias,
las lágrimas, la lengua.
Amor, que le escuchaba,
dixo: la edad es esta
de Píramo, y Leandro,
de Poreia, Julia, y Fedra.
Que no son de estos siglos
amores tan de veras,
que ni el morir los cura,
ni el tiempo los remedia.

## LA RAQUEL,

DE

# D. Luis de Ulloa y Pereyra.

E los triunfos de amor el mas lucido, lel trance de dolor mas apretado, la causa de poder mas ofendido, el fin en el favor mas desdichado. el rigor mas cruel, que há cometido violencia irracional, canto inspirado, no por conceptos de mi genio solo: yo los escribo, díctalos Apolo. Vos, Príncipe, que fuisteis el primero, el único seréis, á quien elija mi Musa en su defensa, porque espero razon de que se valga, y se corrija; y que, alumbrada del mejor Lucero, al Templo de la Fama se dirija, donde, si vuestro amparo la defiende, no inmunidad, veneracion pretende. No presumo, Señor, que se suspenda la integridad del público cuidado; si, que avara Parténope no entienda, que profano incapáz vuestro sagrado: Deidades hace la votiva ofrenda: aun es mas que reynar ser invocado;:

I 3

y yo, ni al ocio el embarazo intento: bastaréis para mi menos que atento. Oidme, pues, acaso, que yo fio que os hé de disponer aclamaciones, donde el exceso de calor y frio hacen inhabitables las Regiones: llevando en alas del aliento mio vuestro nombre á las últimas Naciones para que le venere cada una por mayor que la embidia, y la fortuna. Despues que coronado de victorias, de Alfonso Octavo el militar denuedo. dió materia feliz á las Historias. y puesto el Orbe en respectivo miedo consagró de las Navas las memorias. en el inclito Templo de Toledo; quiso dár á las Leyes la voz viva, que el sordo estruendo de las armas priva. Fatigaba el Cathólico deseo, (en la pureza de la Fé zeloso). asegurarse del contagio Hebréo, al comercio de Fieles peligroso: que la torpeza de los vicios feo, y en la supersticion escandaloso, sembrando la zizafia su porfia, aún estorvaba, quando no nacia. Yá, viendose vencidas las razones. contrarias al Estado en el delito. ( que no hay verdad segura de opiniones,

v tiene defensor cada delito) æ repitió con públicos pregones, justo destierro del infame rito: tembló la Synagoga al gran decreto, estremecida del comun aprieto. Y en una junta, que formó secreta, Rubén, que por Pontifice aquel año, el crédito lograba de Profeta, menospreciando en el peligro el daño dixo, que á hermosa virgen se cometa solicite del Rey el desengaño; y que será, con ánimo constante, segunda Esther en'caso semejante. Eligióse Raquél, en quien se via toda la perfeccion sin competencia; y el mas hermoso resplandor del dia vistió de luto en la primer audiencia; y con tan inclinada cortesía, que mas fue adoracion, que reverencia, salió el Aurora de nubloso velo, y á las plantas de Alfonso se vió el cielo. Y libres del cendal las luces bellas, que dexaron al Rey en ceguedades, verificó mejor que las estrellas la fuerza de inclinar las voluntades. ¡Qué fácil los discursos atropellas, si con muda eloquiencia persuades, hermosura infeliz, siempre nacida para mortal estrago de la vida!

Desconocese el Rey, quando examina la diferencia, que en el alma siente: en gustoso tormento se imagina, 6 en pena, que le aflige dulcemente; y el alivio engañoso, que destina, por lisonja del ánimo doliente. hace que del veneno se renueve la sed ardiente, que la vista bebe-La magestad cobarde se retira, introduciendo la desconfianza; y viéndose mirar, quando no mira, descubre, y no conoce la esperanza. Raquél, que en el estremo de la ira halló tan improvisa la mudanza, estrañaba el enojo por suave, v turbábala mas lo menos grave. Al dár el memorial tembló la mano: y al recibirle el Rey, endurecido, todas las señas recató de humano. hasta que de las ansias oprimido, olvidó en el semblante soberano la violencia, y en partes dividido, algun afecto, que dexó los lazos, fuera suspiro juntos los pedazos. Volvió á cobrarse, que permite el fuego en los principios tanta resistencia; y por fingir, que se negaba al ruego, sin fenecerla, levantó la audiencia: y entrando á sosegar tan sin sosiego,

que cada accion envuelve una violencia. cerró la puerta golpe acelerado, para doblar la llave, y el cuidado. Cercado de rebeldes invasiones, en los reparos del combate piensa, temiendo las humanas prevenciones, que se conjuran todas en su ofensa: estrechan mas el sitio las pasiones, v sola la razon á la defensa en todas partes vigilante estaba á quantas armas el amor tocaba. Por frecuentes temblores, que sentia, temió que el corazon se le minaba: fuéle á reconocer, y vió, que ardia por una parte, y que por otra helaba: de varios Elementos se valía el Ingeniero, que el volcan formaba; porque en Vesubio racional se pruebe la mezcla de la llama, y de la nieve. Raquél en tanto, menos discursiva, que crédula del Rey à la dureza, quiso culpar la presuncion altiva en la lumbre del Sol de su belleza; que reducir del monte fugitiva pudo la fiera de mayor rudeza; y en rayos mas activos y suaves exâminar la reyna de las aves. Neutral, desconfiaba, y presumia, borrando un accidente otro accidente;

yá salir de Palacio pretendia, y yá lo egecutaba negligente: quando advertida de que el Rey queria revocar el destierro de su gente, el temor del enojo se deshace, y otro temor de la esperanza nace. Quedó á la novedad menos inquieta. ó mas osadamente, quedó hermosa, y en su semblante amaneció perfecta la luz, que se eclipsaba temerosa; succediendo á la cárdena violeta la púrpura soberbia de la rosa, y lo aparente del celeste ornato dejó de ser temor, y sue recato. Así, despues que se crió Señora del Alcazar de Amor, Siquis ufana, la recató la soledad (autora de las libres ofensas de Diana) y entre las opulencias, donde ignora si las ministra diligencia humana, de voces invisibles asistida. temió la honestidad, y no la vida. Sobre seguridad del vencimiento, espera el Rey á la infeliz Hebréa: llega, vuelve á mirarla mas atento, y sin contradiccion teme y desea: y para que el glorioso rendimiento yá de la augusta fortaleza crea, en la parte mas alta convenidos,

victoria apellidaron los sentidos. No rumores de bélicos clarines dieron principio al amoroso asalto: el aura sí, movida en los jazmines, que coronan el álamo mas alto, y el eco derramado en los jardines, nunca al egemplo del deleyte falto. que repite de dulces Ruiseñores, ánsias de zelos, lástimas de amores. Juntóse la eleccion, con el destino el trato, en que las llamas se eternicen: lo misterioso de su sér divino elogios inmortales solemnicen, y rindanse á su efecto peregrino quantos conjuros los encantos dicen, quantos engaños los hechizos hacen, quantos venenos en Thesalia nacen. Quiso decirse entônces, que recibe fuerza con el auxilio del encanto Venus, y que á sus gustos apercibe tristes ministros del oscuro llanto: ella, que las empresas, que concibe, sabe, que por si sola puede tanto, burlando de rumores ignorantes, estrechó la prision de los amantes. Equívocas las almas, no sabian, en éxtasis de dulces confusiones, si una por otra se substituían, 6 juntas animaban las acciones:

y las ciegas lazadas reducian á tan estrecha union sus corazones. que al formar los alientos se trocaban-6 con un movimiento respiraban. Yá no son dos las vidas, ni se admite division de potencias racionales: cada sugeto juntas las repite, tratándose por términos mentales; y tanta elevacion se les permite, que sin voz, sin cariño, sin señales, por milagro de amor, que comprehenden, se acuerdan, se enamoran, y se entienden. Amor, no se celebre, que trajese la Luna hasta la tierra su deseo. que al Cielo Ganimedes ascendiese, y que el Abismo penetrase Orféo: todo en el culto de tus Aras cese: y en la solemnidad de este troféo solo te aclamen victoriosas palmas, dios de los dioses, alma de las almas. Un Principe clemente, justiciero, victorioso, felíz, sabio, tubiste, guardando de un alhago lisonjero oscura carcel de tiniebla triste: donde del tiempo, ni al mordaz acerd limar alguna parte permitiste, que diese en el espacio de siete años, un átomo de luz á sus engaños. En tanta noche la razon dormida,

yá con el clavo del gobierno roto, de la Justicia, y de la Fé oprimida, zozobraba la Nave sin Piloto: la Paz por todas partes combatida en las ondas del público alboroto: el Reyno, sin el Sol, que le alumbraba en tenebrosa oscuridad estaba. Y porque tanto fuego no emprendiese mayor incendio, con mayor olvido, llegó á tratarse, que el remedio fuese, entre los Ricos Hombres prevenido: y como á tales Juntas asistiese. en el lugar del voto preferido, por calidades de prudente viejo, así fue de Alvar Nuñez el consejo. Ya por vuestra desdicha, Castellanos, del Hercules sabréis, que os gobernaba, cómo le cercan pensamientos vanos de nueva Yole la prudencia esclava; y que olvidadas las robustas manos del peso formidable de la clava, lisonjeando de Ninfas el estilo, al huso femenil tuercen el hilo. Esta de la Nacion mas infamada, la sangre de los Godos amancilla: su voluntad es ley tan venerada, que falta adulacion para cumplilla, quando á su arbitrio la cerviz postrada, 6 cobarde, inclinamos la rodilla.

como propio recibe el homenage. como ageno le trata en el ultrage. Poco juzga de sí, quando consiente humilde adoracion de los mortales. si no pasa con ánimo insolente á gobernar los Astros celestiales: si la cansan las noches, obediente, de Neptuno á los líquidos umbrales, 6 se detiene el Sol, 6 lo parece; si la enfadan los dias, no amanece. Alfonso, del ardiente imán tocado, sigue la falsa luz de sus estrellas; en piélago de llamas anegado, 6 en espumoso golfo de centellas, siempre de nuestras voces retirado, sordo al despacho, mudo á las querellas: con que en el ocio la discordia nace, yace el Gobierno, y el Estado yace. Con lastimosas lágrimas contemplo quánto las obras de virtud se truecan, y cómo llega la codicia al Templo, donde las fuentes de piedad se secan, obedeciendo todos al egemplo, que los Príncipes mandan, quando pecan; y en la vida culpable de los Reyes, no son vicios los vicios, sinó leyes. Oficio es el reynar, ó ministerio, que servidumbre espléndida se llama; y en el mayor poder, es el imperio

mas corto, si se ajusta con la fama: entre Neron, Calígula, y Tiberio voluntario el deleyte se derrama: en las fatigas de los Reyes justos, ignoránse los nombres de los gustos. De una Ramera torpe en la esperanza vivimos, ó suspensos, ó postrados, siendo al arbitrio de su fiel balanza los premios, y castigos ponderados: solo la liviandad de su mudanza nos tiene desvalídos, ó privados: tanta paciencia en pechos varoniles, no los hace leales, sinó viles. No siempre en lo profundo del secreto está nuestra paciencia supendida: haga ruido el dolor con el aprieto, y parezca viviente nuestra vida: permitase, que dentro del respeto gima la lealtad tan oprimida, si el furor de un exceso en otro exceso arriesga que se rompa con el peso. No la Corona del mayor Planeta dejeis que asombre mas planta lasciva, que oprime lo que finge que respeta, y con mentido culto lo cautiva: rayos, que presten la virrud secreta del Cielo á nuestra saña vengativa, quando por nudos tan estrechos pasen, respeten el Laurél, la Yedra abrasen.

Sacrifiquemos esta ofrenda impía en gracia de los Reyes ofendidos, que fueron, con violenta tyranía, en voluntarios lazos oprimidos: hallará en este egemplo la osadía, con que les embarazan los sentidos. para rezelo del osado intento. esmaltado de sangre el escarmiento. Aquí llegaba ronco; y prosiguiera, concitando los ánimos feroces, si de Fernando Illán no se opusiera la lozanía con ayradas voces: Tú, que lo ardiente de la edad primera, le dixo, entre cenizas desconoces, como incapáz el accidente culpas, de mas egemplos, y de mas disculpas. Resplandor celestial, que se deriva de la divinidad, es la belleza, y se descubre con la luz mas viva entre las almas de mayor pureza: amarla es la virtud, con que cultiva toda su perfeccion naturaleza; y es de la humanidad fragil defecto pasar á destemplanza en el afecto. Es el amor Deidad tan misteriosa, , que con ningun concepto se percibe: siguiendo su vandera victoriosa, milita todo quanto siente, y vive: aman los Elementos la forzosa

correspondencia, que su sér recibe, ámanse las Estrellas á su modo, ama el Autor Universal de todo. Sin haberse ajustado á la medida del pecho celestial, ni haber hallado Alfonso, de la ciencia encarecida, lo que se llama infuso, ó inspirado; no es de sus Capitanes homicida, ni sacrílego el Templo há profanado, introduciendo en ceremonias feas, Ritos de Concubinas Iduméas. Amar la Imagen del Autor Supremo, adonde mas perfecto resplandece, es la substancia del delito estremo, que tu discurso bárbaro encarece; y que no asiste del Gobierno al remo todo lo que á tu antojo le parece, remitiendo el Imperio, en que de paso de tu veneno se derrama el vaso. Llévanse, à fuer de varios temporales los Reyes, como el Cielo los envia; y en votos, y plegarias de leales, de su justicia la igualdad se fia: no hay otro medio lícito en sus males; ni solo es la violencia alevosía: las no muy limitadas persuasiones, los consejos prolijos, son traiciones. Y tu brytalidad (que atróz imita

al Caribe voráz, que hambriento vierte

la sangre humana) sediciosa incita el Pueblo, y á su embidia le convierte: el fin de la hermosura solicita, y á el alma de su Rey traza la muerte; ¿cómo no llueve fuego prodigioso, Jupiter, en tu intento escandaloso? No pudo decir mas, por el estruendo, que lo estorvó del Pueblo conmovido. yá su costumbre bárbara eligiendo, todo lo racional quedó vencido; y la parte cruel obedeciendo la rudeza del público alarido, en repetidas confusiones, era: Raquél ha de morir, ó Raquél muera. Y para que el intento imaginado mas breve, y fácil mas, se egecutára, fue cómplice la caza, celebrado divertimiento, que el poder ampara: Arte á las Magestades dedicado, que la fatiga del reynar repara: empresa, que las fuerzas egercita, y las agilidades habilita. A los montes salió menos distantes el engañado Rey, no sin recelo; ( que para vaticinios los amantes tienen afinidades con el Cielo) en la primera noche los instantes cuenta ausente por siglos el desvelo, hasta que á sus errores le convierte

el perezoso hermano de la muerte. Parécele, sofiando, que los vientos remueven juntos la discorde guerra, y en todos los ethéreos movimientos, ó que se trueca el órden, ó se yerra: que mudan su lugar los Elemenros, y el Sol, no permitiéndose á la tierra, así como en el luto de Thiestes, retira las demás luces celestes. Con triste duelo, con funesto llanto, la madre del amor se le aparece; y en sangrientos pedazos de su encanto, deshecho todo el Idolo le ofrece: embuelvese el dolor con el espanto; y el ansia congojosa, que padece, le levanta, ó le arroja, si no muerto, 6 no dormido, bien ó mal despierto. No lo incierto del sueño le asegura, ni en las dificultades se sosiega: sabe que no es dichosa la hermosura, que todo es fácil á la embidia ciega, que no merece parte en la ventura, quien á los hados perezoso ruega; y quisiera ligarse al pensamiento, para entrar en Toledo por el viento. De animado relámpago se fia, al zésiro legítimo heredero, que las exhalaciones competia del alma de su dueño; y lisonjero, a

tan-

tanto esfuerza el aliento en la porfia. que arrojado no fuera tan ligero. (con ansia de alcanzar cada suspiro) en el vuelo de un Sacre, ni en el tiro. Estaba el año de la edad adulta en el principio, con que ostenta ufano. la preñéz, que en los árboles resulta, de las virilidades del Verano: el alma Ceres, con virtud oculta, en verdes mieses multiplica el grano: v ordena Juno, que Fabonio vuelva. para esmaltar florifera la selva. Y aunque la hermosa amante vér quisiera. el calor en la noche remitido, no deja su epiciclo por esferade las divinas luces elegido: que, si no aljava de las flechas, era tallér de los harpones de Cupido: con que todos los tiros son mortales, afiladas las armas en cristales. Del lazo, en que se prenden, importuno. libra los hermosisimos cabellos, y para suspenderse en cada uno quisiera amor innumerables cuellos: no fuera su color tan oportuno, si todo el Sol se transformára en ellos: por milagro de amor naturaleza juntó la oscuridad, y la belleza. Borrones son las luces, con que ordena

de rosiciér el alva los colores, quando compiten de su téz serena con la mezclada lucha de las flores: en que salen mas veces la azucena, y alguna los claveles vencedores: solo los labios, en que amor reposa, admiten pura la flamante rosa. El incendio divino de sus ojos, que á vencimientos celestiales pasa, para lograr eternos los despojos, anima, no consume lo que abrasa: y en medio de dulcísimos enojos, (aun quando alumbran con la luz escasa) hallan las almas, que su ardor condena, abismo celestial, gloriosa pena. Las demás perfecciones resplandecen, reducidas á union tan soberana, que la disculpan, si la desvanecen, y se compiten por tenerla ufana: en quantas hermosuras se encarecen nunca se vió la humanidad tan vana, ni con tantas divinas calidades para poder triunfar de las deidades. Perdona, Celia, que retrato humano, ni á tu belleza original ofende, ni la osadía de pincél profano, emulacion sacrílega pretende: en tu memoria del dibujo vano, idólatra mi alma se suspende,

y en fiel demostracion de mi cuidado. á tí te adoro, y á Raquél traslado. Alzando entónces la fatál cortina. Nemesis permitió, que se mostrára, que los últimos átomos destina á la labor de Láchesis avara: el fin de la hermosura determina. ¡ O quánto algun soberbio se templára, si al juzgarse inmortal, hiciera el Cielo. que de su estambre se corriera el velo. Yá persuadian al mortal reposo del sueño, descendiendo las estrellas, quando le turba ruido temeroso. que la fortuna de iras, y querellas; y aunque las voces, por lo numeroso, eran confusas, se aclaraba en ellas: muera quien nuestra libertad cautiva: viva la paz, y la justicia viva. No quando al fuego de la quarta esfera se vió el hijo de Dédalo tan junto: (reconociendo liquidar la cera: justo castigo del soberbio asunto) despeñado, primero que cayera, se halló del sobresalto tan difunto. como del susto pavoroso muerta quedó Raquél al impelér la puerta. Con la violencia de la gente armada tiemblan de las aldavas las evillas: entra furiosa la canalla osada,

resolviendo los quicios en astillas: Traidores, fue á decirles, y turbada, viendo cerca del pecho las cuchillas, mudó la voz, y dixo, Caba'leros, por qué infamais los ínclitos aceros? Una muger acometeis rendida, como si fuera Egército enemigo: ¿ amar á vuestro Rey, correspondida, puede solicitar tanto castigo? mezclada de mi sangre, y de mi vida, toda su Magestad vive conmigo: podrá vuestro rigor vérle deshecho, primero que sacarle de mi pecho. Mal pudo á tanto Rey, á Imperio tanto, resistirse rebelde mi flaqueza: estas sangrientas fuentes de mi llanto basten á enternecer vuestra dureza: v de esta vana compostura, quanto tan ciegamente se llamó belleza, rompió las piedras, supirando entónces, y se irritaron los vivientes bronces. Herida yá una vez, no se remita, dijo, con nueva luz, lo que merezco: á tí, Causa primera, solicita mi alma en la fatiga, que padezco: á tu piedad, sin límite infinita, el holocausto de mi vida ofrezco: anima tú eficaz mi sentimiento, y hasta martirio eleva mi tormento,

Con

Con las venas, sin número rompidas. no apagan de los ánimos voraces el ansia los sedientos homicidas. Dureza fue de pechos pertinaces repetir tantas veces las heridas; pero querer hacerlas tan capaces, que pudiesen salir dos almas juntas, clemencia fue de las crueles puntas. O mudanza forzosa en la fortuna, qué vanidad en tu valor blasona! la que á sus plantas ostentó la Luna, pareciéndole poco la Corona, yá sin aliento de esperanza alguna entre la turba vil, que la baldona, es víctima sangrienta de villanos: esto acontece, y duermen los Tiranos? No fue bien de los bárbaros feroces egecutado el prodigioso insulto, quando en las alas de su amor veloces, y en las tinieblas del temor oculto, llegaba el Rey, y las dolientes voces, le fingen un agüero en cada bulto; fúnebre luz, que trémula lucia, al desengaño trágico le guia. Reconocióle, y el rigor ayrado, acusa de los dioses celestiales: generoso Leon (por esforzado, y por rey infeliz de irracionales) mirando en el semblante destrozado

las prendas de su alma yá mortales, para resucitarlas con bramidos pide brutalidad á los gemidos. En los jazmines pálidos se arroja, que deshojados, y marchitos mira, y explica dolorido la congoja en la debilidad, con que respira: el clavél, que marchito se deshoja, contempla inmovil, asustado admira; y suspendiendo indicios de viviente, muestra que siente mas, en que no siente. De los injustos hados al intento vá toda la beldad obedecia, y con tan apacible movimiento, que pudiera lucir quando vivia: al despedirse del postrero aliento, para mostrar, que el cielo se rompia, abrió los ojos, y al cerrarlos luego, todo lo que alumbró lo dejó ciego. Dando las señas de su fin constante, tres veces se afirmó sobre los brazos; y persuadida del preciso instante, á tropos corta los vitales lazos: pártese el alma, y del mortal amante, sale deshecho en líquidos pedazos, á recibir los últimos despojos, el corazon vertido por los ojos, Cómo despues de las perdídas horas, dió el Rey toda la edad al escarmiento,

labrando las virtudes triunfadoras á su fama glorioso monumento: decidlo de Hipocrene moradoras; permítase al dolor mi desaliento: que voz de hierro durará sonora, quando espira Raquél, y Alfonso llora.



## LUPERCIO LEONARDO DE ARGENSOLA.

#### SONETO.

Leva trás sí los pámpanos Octubre,
y con las grandes lluvias insolente,
no sufre Ibero márgenes, ni puente,
mas antes los vecinos campos cubre.

Moncayo, como suele, yá descubre
coronada de nieve la alta frente;
y el Sol apenas vemos en Oriente,
quando la dura tierra nos lo encubre.

Sienten el mar y selvas yá la saña
del Aquilon, y encierra su bramido
gente en el puerto, y gente en la cabaña.

Y Fabio, en el umbral de Tais tendido,
con vergonzosas lágrimas lo baña,
debiéndolas al tiempo que há perdido.

# EL BACHILLER FRANCISCO DE LA TORRE

ODA.

Ompe del seno del dorado Atlante A la vestidura negra de la noche la Aurora rutilante, que el Cielo, y Mundo alegra; y atravesando la region Sabea de aquel dorado Toro, de nectar y ambrosía le rodéa los bellos cuernos de oro. De las piadosas lágrimas, que vierte por la memoria triste de un descuidado amante, y de una muerte, el verde prado viste. A las plantas y flores, del rocío de la noche inclinadas, restituye su fuerza, y al sombrio bosque sus alboradas. Hácense conocer las avecillas el campo ensordeciendo: · sesejan su venida, maravillas con la garganta haciendo. Las casi yá marchitas bellas flores del plateado hielo, heridas de sus vivos resplandores,

miran derecho al Cielo. La cárdena violeta, reclinada

la corona de hojas, levanta la cabeza violada con las blancas y rojas.

El pobre Ganadero, que velando estubo al raso Cielo, las Estrellas y Cielos contemplando, dice humillado al suelo:

Salve, divina y soberana Aurora, gloria del sér humano, de la color del dia, á quien adora el Coro soberano.

Salve, la mensagera del bermejo Pastor bello de Anfriso, envuelta y adornada del pellejo, rojo de Heles y Friso.

16

2 6

3 1

Tres, y mas veces salve la rosada madre de Menon fuerte: salve la soberana, y transformada Menonia por la muerte.

Levántase el Pastor, y de la estraña copia de flor preciosa, corona y enguirnalda la cabaña de su Pastora hermosa.

Y miéntras lo permites, Sol dorado, regala la ribera con la zampoña dulce, y emboscado huye tu furia fiera.

Allí mira una planta, allí una bella fuente ligera salta:

Apolo mira su belleza en ella, de oro su plata esmalta.

Y de cuidados enojosos libre, no solo no apetece quanto riega Pactolo, y baña Tibre, mas antes lo aborrece.



## LUIS MARTIN.

#### MADRIGAL.

Jest de la falda
mi Ninfa, para hacer una guirnalda;
mas primero las toca
á los rosados labios de su boca,
y les dá de su aliento los olores;
y estaba (por su bien) entre una rosa;
una abeja escondida,
su dulce humor hurtando;
y como en la hermosa
flor de los labios se hallo, atrevida,
la picó, sacó miel faese volando.

## LAS LATINAS.

## De D. Esteban Manuel de Villegas.

#### EGLOGA EN EXAMETROS.

Lícidas.

Coridon.

Poeta.

Poeta.

Licidas Coridon, y Coridon el amante de Filis,

Pastor el uno de Cabras, el otro de blancas Ovejas,

ambos a dos tiernos, mozos ambos, Arcades ambos,

viendo que los rayos del Sol fatigaban al Orbe, y que vibrando fuego feróz la Canícula ladra, al puro cristal, que cria la fuente sonora, llevados del són alegre de su blando susurro, las plantas veloces mueven, los pasos animan, y al tronco de un verde enebro se sientan amigos.

Tú, que los erguidos sobrepujas del hondo Timavo

peñones, generoso Duque, con tu inclita, frente,

si acaso tocáre el eco de mi rústica avena tus sienes, si acaso llega á tu fértil abono,

Fran-

Francisco, del acento mio la sonora Talía, oye pio, responde grato, censura severo:
No menos al caro hermano generoso retratas, que al tronco prudente sigues, generoso naciste

Heroe, que guarde el Cielo dilatando tus años:

Licidas, y Coridon, Coridon el amante de Filis,

Pastores, las Musas aman, recrearte desean: tú, cuerdo, perdona entretanto la bárbara Musa,

que presto, inspirando Pean con amigo Coturno,

en trompa, que al Olimpo llegue por el ábrego suelta,

u fama llevarán los ecos del Ganges al Istro, y luego, torciendo el vuelo, del Aquilo al Austro.

Febo la cumbre seca, que su luz á la sombra recoge,

Progne lamenta grave, Venus arde, la fuente susurra.

el fresco arroyuelo rie, y el ayre se crespa. Lícidas entónces, Coridon discreto, le dice, en tanto que el viento fresco se mueve ligero, bullendo las blancas aguas, regalando las hojas,

suena zagalejo, y al són de tu cithara caura.

¡O quán agradable, ó quán dulce al Arcade suelo.

quán pio, responde Coridon, al zéfiro blando el tuyo será sin duda, si Lícidas cantas.

Lícidas.

No burles, Coridon: Coridon, no burles, amigo:

usa de lenguages pios, y el irónico deja.

Coridon.

No burlo, verdades hablo madades abono, Lícidas ingrato pagas a amor que te muestro, viendo, que si pago, debo mas á tu dulce lisonja:

mas yá que el Señor de Delo nos iguala su curso,

mediando con luz hermosa la quarta morada, ea, dále al viento, dále yá la bucólica Musa, y en premio del canto pio, de mi parda manada,

escoge un Cabrito luego de presta viveza, yá tierno, yá grande sea, y á tu blanca le junta.

Licidas.

No el premio, Coridon, solo tu consejo recibo: por tanto, prevénte agora, y á mi cítara sigue.

Coridon.

Suena la dulce Chelis, dáme pie, que tu cítara sigo.

#### Lácidas.

Mueve, sonora Clio, dále voz á mi rústica Musa.

Páramos de Arcadia, que mirais de mi dulce Licoris

los ojos, la blanca mano, la frente serena, con ramas, con verdes hojas, con amable susurro,

al viento, que os brinda pio, celebradla suaves.

Coridon.

Mueve, sonora Clio, dále voz á mi rústica Musa.

Praderas del verde suelo, que el Ménalo cria, Filis os há pisado: mirad, que mi Filis amena al Mayo produce flores: si os obliga su planta, al viento, que os brinda pio, celebradla suaves.

Licidas.

Mueve, sonora Clio, dále voz á mi rústica Musa.

Si Mopso templó las iras de su dura Fenisa, y menos tibio llenó de requiebros el ayre, ¿qué, ingrata Pastora, temes? ¿qué rezelas amante.

en tanto que á Mopso miras, y á Fenisa casados?

#### Coridon,

Mueve, sonora Clio, dále voz á mi rústica, Musa.

Yá las avecillas, tímidas, lograrán su manida L sin sin riesgo del grave daño del sacre Pirata, no se promete menos de tu boda, rebelde Fenisa,

gózala mil años, y tú, Mopso, otro tanto la goza.

Coridon.

Mueve, sonora Clio, dále voz á mi rústica Musa.

Mil años, Pastora, vivas: mil años á Mopso goces, amando pia, yá que Mopso es amante suave;

y tú, dichoso Baquero, á los hados amigo, libre de sospechas goces á tu dulce Fenisa.

Lícidas.

Mueve, sonora Clio, dále voz á mi rústica Musa.

Seis veces el verde soto coronó su cabeza de nardo, de amarillo trebol, de morada viola, en tanto que el pecho frio de mi casta Licoris al rayo del ruego mio deshizo su hielo.

Coridon.

Mueve, sonora Clio, dále voz á mi rústica Musa.

Seis veces la florida Venus, con afeite de nacar,

discreta sazonó la rosa, y discreta mi Filis seis veces oyó mi Chelis, seis veces, y dixo: Venciste, Coridon: tu voz de sirena me vence.

### ('I53)

#### Lícidas.

Mueve, sonora Clio, dále voz á mi rústica Musa.

Mas cese la dulce Chelis: los brazos apresta, los brazos te pido, Coridon, los brazos, amigo: goce de tus brazos, pues yo de tu música gozo,

y en tanto paced vosotras, paced mis ovejas.



#### SAPHICOS,

Dulce vecino de la verde selva, huesped eterno del Abril florido, vital aliento de la madre Venus, Zéfiro blando,

Si de mis ansias el amor supiste, tú, que las quejas de mi voz llevaste, oye, no temas, y á mi Ninfa dile, dile, que muero.

Filis un tiempo mi dolor sabía, Filis un tiempo mi dolor lloraba, quisome un tiempo; mas agora temo, temo sus iras.

Así los Dioses, con amor paterno, así los Cielos, con amor benigno, nieguen al tiempo, que felíz volares, nieve á la tierra.

L<sub>2</sub>

Ja-

Jamás el peso de la nube parda, quando amanece la elevada cumbre, toque tus hombros, ni su mal granizo hiera tus alas.



#### MAS SAPHICOS.

Yá por el cierzo, boreal pegaso, dime, ¿ de donde sacudiendo vienes tantos olores de valor sabeo,

dulce paloma?

Entre tus plumas de color nevado, pálidas miro del amor violas, y entre tus uñas de granate llevas

rosas y flores.

Oye, pues, huesped: yo me voy siguiendo no mi destino, no sinó el preceto justo y discreto de mi dueño amado,

siervo de Nisa:

Nisa la bella, la que tiraniza tantos imperios, y con arco corvo vence el estorvo del amor, y vence

tantos amantes.

Desde la falda de la gran Citéres vine al amparo de mi gran Poeta: él me respeta, pero yo ministra, dueño le llamo. Esta me manda, que volando lleve carta nacida de su blando seno, blando y ameno, cuya dulce Musa canta suave.

Entre las peñas resonar solía, que goza eternas la felíz Rioja, y entre su roja, y aseada margen, Nágera oyólas.

Hame jurado, religioso, darme libre à los vientos, si la carta llevo; mas yo, que solo mi provecho miro, no lo deseo.

¿De qué me sirve penetrar las auras, y en los hibiernos abrigar los olmos, comer hambrienta, de gusano llenas,

bacas agrestes?

¿De qué me sirve recrear los ecos de esta montaña con amante pico, y entre tus uñas temerosa vérme

Sacre pirata?

Mas vale, esclava de tan alto dueño, cumplir honrada liberal su mando, y entre su blando y apacible seno dár mil arrullos.

Quando las mesas sigue, yo le sirvo, yo le arrebato su mejor vianda, yá de los dedos de su blanca mano, vá de su boca.

El que me estima, y en el alma adora

no me castiga, ni me reprehende, antes en taza de dorado vino luego me brinda.

Si crece el rayo de la luz Febea, yo le doy sombra con amigas alas; y si la sombra de la noche crece, yo le caliento.

Así que paso regaladamente, libre de lazos, de temor segura, 6 bien dormida, sobre sus alambres guardo su lira.



#### DISTHICOS.

¿Cómo el monte sigues á Diana, dixo Citéres, Dictina hermosa, siendo la caza fea? No me la desprecies, Cíprida, responde Diana, tú tambien fuiste caza, la red lo diga. No el fuerte Ayaces, no los Troyanos acusa, mis propios Griegos culpo, muriendo dice.

# LUPERCIO LEONARDO DE ARGENSOLA.

#### CANCION.

Livia sus fatigas l el Labrador cansado. quando su yerta barba escarcha cubre, pensando en las espigas del Agosto abrasado, y en los lagares ricos del Otubre: la hoz se le descubre. quando el aradro apaña, y con dulces memorias le acompaña. Carga de hierro duro sus miembros, y se obliga el joven al trabajo de la guerra: huye el ocio seguro: trueca por la enemiga su dulce, natural, y amiga tierra: mas quando se destierra, 6 al asalto acomete, mil triunfos, y mil glorias se promete. La vida al mar confia, y á dos tablas delgadas el otro, que del oro está sediento: escóndesele el dia. y las olas hinchadas

suben á combatir el Firmamentor él quita el pensamiento de la muerte vecina, y en el oro le pone, y en la mina. Deja el lecho caliente con la esposa dormida el cazador solícito y robusto: sufre el cierzo inclemente, la nieve endurecida, y tiene de su afán por premio justo interrumpir el gusto, y la paz de las fieras. en vano cautas, fuertes y ligeras. Premio, y cierto fin tiene qualquier trabajo humano, v el uno llama al otro sin mudanza: el Invierno entretiene la opinion del Verano, y un tiempo sirve al otro de templanzat el bien de la esperanza solo quedó en el suelo. quando todos huyeron para el Cielo. Si la esperanza quitas, que le dejas al Mundo. su máquina disuelves y destruyes: todo lo precipitas en olvido profundo, y de el fin natural, Flerida huyes, si la cerviz rehuves

de los brazos amados, ¿ qué premio piensas dár á los cuidados?



### DEL MISMO AUTOR.

#### SONETO.

Rás importunas lluvias amanece coronando los montes el Sol claro, alegre salta el Labrador avaro, que las horas ociosas aborrece. La corva frente al duro yugo ofrece del animal, que á Europa fue tan caro, sale de su familia fuerte amparo, y los surcos solícito enriquece. Vuelve de noche á su muger honesta, que lumbre, mesa, y lecho le apercibe, y el enjambre de hijos le rodéa. Fáciles cosas cena con gran fiesta, el sueño sin embidia le recibe.
¡ O Corte, ó confusion, quién te desea!

## D. FRANCISC O DE QUEVEDO.

#### SATIRA.

O he de callar, por mas que con el dedo, yá tocando la boca, ó yá la frente, silencio avises, ó amenaces miedo.

¿ No há de haber un espíritu valiente? ¿ Siempre se há de sentir lo que se dice? ¿ Nunca se há de decir lo que se siente?

Oy sin miedo, que libre escandalice, puede hablar el ingenio, asegurado de que mayor poder le atemorice.

En otros siglos pudo ser pecado severo estudio, y la verdad desnuda, y romper el silencio el bien hablado.

Pues sepa quien lo niega, y quien lo duda, que es lengua la verdad de Dios severo, y la lengua de Dios nunca se muda.

Son la verdad, y Dios, Dios verdadero; ni eternidad divina los separa; ni de los dos alguno fue primero.

Si Dios á la verdad se adelantára, siendo verdad, implicacion hubiera, en ser, y en que verdad de ser dexára.

La Justicia de Dios es verdadera, y la Misericordia, y todo quanto Señor excelentísimo, mi llanto
yáno consiente márgenes, ni orillas:
inundacion será la de mi canto.
Yá sumergirse miro mis megillas,
la vista por dos urnas derramada
sobre las Aras de las dos Castillas.

Yace aquella virtud desaliñada, que sue, si rica menos, mas temida, en vanidad, y en sueño sepultada.

Y aquella libertad esclarecida, que en donde supo hallar honrada muerte, nunca quiso tener mas larga vida.

Y pródiga del alma Nacion fuerte, contaba por afrentas de los años, envejecer en brazos de la suerte.

Del tiempo el ocio torpe, y los engaños del paso de las horas, y del dia, reputaban los nuestros por estraños.

Nadie contaba quánta edad vivia, sinó de qué manera; ni aun un ora lograba sin afán su valentía.

La robusta virtud era Señora, y sola dominaba al Pueblo rudo, edad, si mal hablaba, vencedora.

El temor de la mano daba escudo al corazon, que en ella confiado, todas las armas despreció desnudo.

Multiplicó en esquadras un Soldado

su honor precioso, su ánimo valiente, de sola honesta obligacion armado.

Y debajo del Cielo aquella gente, si no á mas descansado, á mas honroso sueño entregó los ojos, no la mente.

Hilaba la muger para su esposo la mortaja primero que el vestido: menos le vió galán, que peligroso.

Acompañaba el lado del marido mas veces en la hueste, que en la cama: sano le aventuró, vengóle herido.

Todas Matronas, y ninguna Dama; que nombres del alhago cortesano no admitió lo severo de su fama.

Derramado, y sonoro el Oceano era divorcio de las rubias minas, que usurparon la paz del pecho humano.

Ni los truxo costumbres peregrinas el áspero dinero, ni el Oriente compró la honestidad con piedras finas.

Joya fue la virtud pura, y ardiente, gala el merecimiento, y alabanza: solo se codiciaba lo decente.

No de la pluma dependió la lanza, ni el Cantabro con caxas, y tinteros, hizo el campo heredad, sinó matanza.

Y España, con legírimos dineros, no mendigando el crédito á Liguria, mas quiso los Turbantes, que los ceros-

Me-

Menos fuera la pérdida, y la injuria, ise volvieran Musas los asientos, que esta usura es peor, que aquella furia.

Caducaban las aves en los vientos, respiraba decrépito el Venado, gande vegéz duró en los Elementos.

Que el vientre entónces bien disciplinado buscó satisfaccion, y no hartura, y estaba la garganta sin pecado.

Del mayor Infanzon de aquella pura República de grandes hombres, era ma Vaca sustento, y armadura.

No habia venido al gusto lisonjera la pimienta arrugada, ni del clavo la adulacion fragante forastera.

Carnero, y Vaca fue principio y cabo, y con rojos pimientos, y ajos duros, tan bien como el Señor comió el esclavo.

Bebió la sed los arroyuelos puros: despues mostraron del Carchesio á Baco el camino los brindis mal seguros.

El rostro macilento, el cuerpo flaco, etan recuerdo del trabajo honroso, y honra, y provecho andaban en un saco.

Pudo sin miedo un Español belloso llamar á los Tudescos Bacanales, y al Holandés herege, y alevoso.

Pudo acusar los celos designales a la Italia; pero oy de muchos modos

somos copias, si son originales.

Las descendencias gastan muchos Godos, todos blasonan, nadie los imita; y no son succesores, sinó apodos.

Vino el betún precioso, que vomita la Ballena, ó la espuma de las olas, que el vicio, no el olor, nos acredita.

Y quedaron las Huestes Españolas bien perfumadas, pero mal regidas, y alhajas la que fueron pieles solas.

Estaban las hazañas mal vestidas, y aun no se hartaba de buriel y lana la vanidad de fembras presumidas.

A la seda pomposa Siciliana, que manchó ardiente Múrice el Romano, y el oro, hicieron áspera, y tyrana.

Nunca al duro Español supo el gusano persuadir, que vistiese su mortaja, intercediendo el Can por el Verano.

Oy desprecia el honor al que trabaja, y entónces fue el trabajo egecutoria, y el vicio graduó la gente baja.

Pretende el alentado joven gloria, por dejar la vacada sin marido, y de Ceres ofende la memoria.

Un animal, á la labor nacido, y símbolo celoso á los mortales, que á Jove fue disfráz, y fue vestido;

Que un tiempo endureció manos Reales,

y detrás de él los Consules gimieron, y rumia luz en campos celestiales:

¿ Por quál enemistad se persuadieron áque su apocamiento fuese hazaña,

y á las mieses tan grande ofensa hicieron?
¡Qué cosa es vér un Infanzon de España.

abreviado en la silla á la gineta, y gastar un Caballo en una caña!

Que la ninéz al gallo le acometa con semejante municion, apruebo; mas no la edad madura, y la perfeta.

Egercite sus fuerzas el mancebo enfrente de Esquadrones, no en la frente del útil bruto la asta del acebo.

El Trompeta le llame diligente, dando fuerza de ley el viento vano, y al són esté el Egército obediente.

Con quánta magestad llena la mano la pica, y el mosquete carga el hombro del que se atreve á ser buen Castellano.

Con asco entre las otras gentes nombro, al que de su persona, sin decoro, mas quiere nota dár, que dár asombro.

Gineta y Cañas son conragio Moro: restitúyanse Justas y Torneos, y hagan paces las capas con el Toro.

Pasadnos vos de Juegos á Trofeos, que solo grande Rey, y buen Privado, pueden egecutar estos deseos. Vos, que haceis repetir siglo pasado, con desembarazarnos las personas, y sacar á los miembros de cuidado,

Vos disteis libertad con las valonas, para que sean corteses las cabezas, desnudando el enfado á las Coronas.

Y pues vos enmendasteis las cortezas, dad á la mejor parte medicina, vuélvanse los tablados Fortalezas:

Que la cortés estrella, que os inclina á privar sin intento, y sin venganza, milagro, que á la embidia desatina,

Tiene por sola bienaventuranza el reconocimiento temeroso, no presumida y ciega confianza.

Y si os dió el ascendiente generoso. Escudos, de armas y blasones llenos, y por timbre el martyrio glorioso;

Mejores sean por vos los que eran buenos Guzmanes, y la cumbre desdeñosa os muestre á su pesar campos serenos.

Lograd, Señor, edad tan venturosa; y quando nuestras fuerzas exâmina persecucion unida, y belicosa,

La Militar valiente disciplina tenga mas platicantes, que la plaza; descansen tela falsa, y tela fina.

Succeda á la Marlota la Coraza; y si el Corpus con danzas no los pide, velillos, y oropél no hagan baza. El que en treinta Lacayos los divide hace fuerza en el Toro, y con un dedo

la hace en él la vara que los mide.

Mandadlo así, que aseguraros puedo que habeis de restaurar mas que Pelayo; pues valdrá por Egércitos el miedo, y os verá el Cielo administrar su rayo.

## \*������\*

# CHRISTOVAL SUAREZ DE FIGUEROA.

SONETO. i**U** Bien felíz el que la vida pasa sin vér del que gobierna el aposento, y mas quien deja el cortesano asiento Por la humildad de la pajiza casa! Que nunca teme una fortuna escasa de agena envidia el ponzoñoso aliento: à la planta mayor persigue el viento; á la torre mas alta el rayo abrasa. Contento estoy de mi mediana suerte: el poderoso en su deidad resida: mayor felicidad yo no procuro: Pues la quietud sagrada al hombre advierte ser para el corto espacio de la vida el mas humilde estado, mas seguro. DOC:

# **DOCTOR**AGUSTIN DE TEJADA.

### CANCION.

Aro Constancio, á cuya sacra frente las hojas de Penéo promete en galardón el dios Tymbréo, por ser la clara espuma de su fuente, préstale oído atento al són confuso de mi sordo acento. Que aunque suene mi voz baja, y confusa, no es de tan poca estima, que no humillase la soberbia cima del sacro Pindo á cercenar mi Musa, con sus tiernas querellas, del ayre y cielo las regiones bellas. Y yá se vió colgar de un verde lauro su bien templada lira, quien por Dafne cruel gime y suspira, miéntras que orillas del sagrado Dauro sonaba mi instrumento, y darle grato oído estando atento. Y vá se vió tambien vibrar la lanza, el brazo sacudiendo. y el escudo fogoso, Marte horrendo, vestido de diamante y de venganza; mas mi canto, aunque rudo,

le hizo suspender lanza, y escudo. Yentre las sombras, que la muerte viste de amarilléz y espanto, hubo atencion á mi acordado canto; y porque al Can cerbero, horrendo, y triste su dulzura no dome, Pluton se enterneció, y el canto oyóme. Que el verso facil, terso y numeroso, los dioses celestiales aplaca, y á los dioses infernales; porque la concordancia es són glorioso, tanto, que su enemigo de sí mismo no puede ser amigo. Mucho puede, Señor, y mucho vale qualquiera estilo terso de un sabio, sonoroso y alto verso, que de un sabio, y divino pecho sale, tal qual es ese vuestro á Febo espanto, gloria al siglo nuestro. Vése este tal entre salobres ondas, que al Cielo se levantan, y que en peñascos cóncavos quebrantan, en muerte envueltas las arenas hondas; mas sacando su aliento, calma el mar, rinde el tiempo, enfrena el Vése este tal donde el furioso Scita viento. entre escarchada nieve sangre espumosa de caballos bebe, y vá ante él, aunque mas su furia incita; M 2

mas seguro, y constante, que ante el ladron desnudo caminante. Y si por caso de su patrio muro el contrario avasalla la libertad, á fuerza de batalla, entre el despojo, como está seguro, burla de su enemigo, porque sus bienes llevará consigo. Dichoso el tal, dichoso, pues que puede su troféo divino colgar de qualquier roble ó qualquier pino, sin que fuerza ó envidia se lo vede. pues nunca á su esperanza el tiempo volador hizo mudanza. Sale hermosa del rosado Oriente la aljofarada Aurora, que el Cielo de oro y bermellón colora; y sale al caer el Sol en Occidente la noche de su gruta, que alza el mar, cubre el mundo, el cielo en-Viene el Verano, y de pintadas flores, [luta. y verdes esmeraldas borda del campo las tendidas faldas, y trás él de humedad, frio, y temblores, luego el Hivierno marcha, que hojas bate, flor quema, campo escar-Arenas de oro, entre cristal luciente mezclando el claro rio, vá á descansar al mar su fuerza y brio,

pero no siempre lleva una corriente por una misma tierra, que yá lo impide un valle, yá una sierra. No siempre el justo Cielo favorece los intentos humanos, porque penetra bien que son livianos, y que qualquier favor los desvanece; y por ello fortuna imita en sus mudanzas á la Luna. Qué de veces se vió en noche serena lleno el rostro hermoso de blanca plata, y resplandor lustroso, llenos los cuernos de la Luna llena, y despedir centellas claras y rutilantes las estrellas. Y qué de veces en un punto luego se vió triste y nublada, botos los cuernos, y la luz menguada, amarilla su plata, muerto el fuego, y las centellas muertas, y las estrellas de humedad cubiertas. Sécase el rio, el manso mar se altera, eclipsage la Luna, trúecase el tiempo, múdase fortuna, pasa el dia, y la noche se aligera, y todo nos molesta, 6, santo Cielo, qué mudanza es esta! Solo el sabio se vé firme y constante entre mudanzas tantas,

M 3

(172) porque tiene firmisimas las plantas sobre duras columnas de diamante. . ¿ Mas quién será este sabio. que en su alabanza moveré mi labio? O salve (le diré) tú, que seguro de las injurias largas del tiempo (tan mudables como amargas), burlas dellas y dél, firme qual muro, tus pies humilde beso, pues para tanto te há bastado el seso. Tú solo vés el cauteloso pecho del hombre fementido. que el cuerno agudo en heno trae escondido, y que solo procura su provecho, y apariencia humana cubre el intento cruel de Tigre Hircana. Tú solo vés con gloria de tu nombre, aunque fortuna ruede, que el mayor mal, que al hombre le sucede, no es de las fieras, no, sinó de otro hombre; que la fiera se amansa. y el hombre en daño de otro no descansa. Arman al fiero Leon las garras gruesas, cuerno al Toro furioso, ligereza á la Onza, fuerza al Oso, uñas y pico al Grifo, al Lebrél presas,

y al mortifero seno de la Sierpe cruel mortal veneno.

Mas al hombre, por ser mas cruel y fiero,

que

que Onza, y Leon furioso, que Sierpe, Toro, Grifo, Lebrél, Oso, Naturaleza le arma en ser ligero, veneno, cuerno, presas, fuerzas, uñas y pico, y garras gruesas. ¿Mas qué divino espíritu me inflama, que á mi llano lenguage de trágico le adorna y alto trage, y de la humilde tierra lo encarama á la cumbre sagrada de virginales plantas paseada? Mejor será, señor, que nos burlemos de vér las pretensiones, que encierran los humanos corazones, siguiendo sus mortíferos extremos, y en amistad constante enlazados pasar de aquí adelante. Y en vos (como Laurél verde, y sagrado, despues que hé dado al viento la ronca voz ) suspendo mi instrumento, que há sido tan oído y celebrado, y por vos há podido de la muerte triunfar, tiempo y olvido. Y oiréis al descolgarlo mil hazañas, que gentes Españolas, del mar sulcando las bramantes olas, hicieron en regiones mas estrañas, que si Febo no miente, darán espanto al Súr, miedo al Oriente. LAS

# LAS EGLOGAS DE VIRGILIO.

EGLOGA I. Titiro.

Por Gregorio Hernandez de Velasco.

Melibéo.

iO Títiro dichoso, que acostado só aquesa verde haya, estás cantando, con llano estilo, el tono en campo usado! Nosotros tristes vamos suspirando, de nuestra tierra lejos desterrados, los dulces campos con dolor dejando. Nuestra patria nos quitan nuestros hados. Tú, Títiro, á la sombra, al fresco viento, seguro, alegre, y libre de cuidados, Haces, que al són de tu suave acento resuene el monte y selva el caro nombre de tu Amarili, y doble tu contento.

Títiro.

O Melibéo amigo! mas fue que hombre quien me dió tan seguro y libre estado, yo siempre le daré de Dios renombre. A menudo tendré su altar bañado con víctima, que en él será ofrecida, del tierno recental de mi ganado. Aquel por la dehesa mas sencida

me permitió traer mi ganadillo, como tú vés, sin que haya quien lo impida. Aquel, sin mas negocio que pedillo, me licenció para entonar el canto que se me antoje, al són del caramillo.

Melibéo.

Cierto, no tengo envidia de un bien tanto; antes me es admirable, estraño, y nuevo, segun que á todas partes hay quebranto.
¿Vés cómo mis cabrillas tristes llevo lejos de aquí, cansado y afligido?
¿Vés cómo apenas de esta el paso muevo, Entre estos avellanos há parido dos, macho, y hembra, en una piedra dura, y allí lo que parió deja perdido?
Mil veces avisó esta desventura

con rayos, robles mil quemando el Cielo, si hubiera en lo entender seso y cordura.

Mil veces la Corneja, con rezelo de este gran mal, cantó el siniestro hado, por las encinas anunciando duelo.

Mas yo te ruego, así el dichoso estado te dure, que me informes quién há sido ese tu Dios, que tanto bien te há dado.

Títiro.

La gran Ciudad de Roma, que has oído, buen Melibéo, un tiempo yo entendia, y como necio tube muy creído, Que á esta nuestra en algo parecía,

don-

donde vender solemos los Pastores
de las ovejas la reciente cria.
Así yo comparar solía á mayores
mastines los pequeños cachorritos,
que les semejan, bien que muy menores.
Así yo comparaba los cabritos
á sus madres; y á ovejas, recentales:
así á Gigantes, hombres pequeñitos:
Mas en Roma oy se vén grandezas tales,
que las demás Ciudades son con ella
qual con ciprés mimbrera, desiguales.

Melibéo.

¿ Pues dime qué ocasion te llevó á vella ?

Deseo de libertad, que aunque tardía, se concertó con mi benigna estrella. Yá quando al afeitarme me caía la barba blanca, en fin, miro al cuitado, y quiso en mi vejéz mi compañia. Despues que mi Amarilis me há prendado, y Galatéa me entregó al olvido, estoy contento, libre, alegre, honrado: Que quando estube á Galatéa rendido, cierto de libertad, ganado, y hato, yo estube harto esquivo y desasido. Por mas que mi redíl colmase el plato de carne, y queso al pueblo Mantuano, pueblo inhumano, al buen servicio ingrato; Jamás, volviendo á casa, ví mi mano

pesada del dinero que apretaba; mas mil veces me fui y me vine en vano. Melibéo.

Cierto, Amarilis, mucho me admiraba pensar por qué ocasion tu voz doliente al Cielo, y á sus dioses invocaba. Para quien en sus árboles pendiente, la fruta se guardase bien madura, Títiro estaba de esta tierra ausente. Títiro, á tí los pinos y espesura, átí fuentes y sotos, que sentian estár sin tí, llamaban con ternura.

Títiro.

Qué habia de hacer, si en grillos me tenian, ni á tan propicios dioses ser presente, como los que aquí están me permitian. Aquio vió Melibéo, el eminente mozo, á quien cada mes ofrecer suelo en mi altar proprio, víctima decente. Este me respondió con voz del Cielo, pidiéndole merced, pasta al ganado como antes, crezca el hato, y cubra el suelo. Melibéo.

Dichoso viejo, que en tu campo y prado te quedarás, que te dá hierba abasto aunque de lago y monte esté cercado; No enfermarán en desusado pasto tus preñadas, ni males contagiosos de otros ganados te harán contrasto.

Viejo dichoso, mas que los dichosos, que entre estos rios y fuentes cristalinas: tendrás al fresco ratos mil gustosos; El soto, y cercas, que te están vecinas donde la flor del sauce está chupando la abeja, para henchir sus dulces minas: Muy á menudo con susurro blando darán gustosa música á tu oído, y te estarán con sueño convidando: En alta peña el podador subido entonará tan altos sus tenores. que lejos por los ayres será oído. Los ronquitos palomos, tus amores, y en alto olmo la tórtola encumbrada, siempre en gemir serán competidores. Titiro.

Por medio el ayre se verá manada pacer de ciervos, y en el seco suelo el mar su pesca dejará anegada:
Araris trocará con Tigris cielo, antes que aparte un punto el pensamiento de aquel, que me esentó de tanto duelo.

Melibéo.

Tristes de nos, que allá al rincon sediento de Africa, á Scitia, á Candia, á Inglaterra nos harán ír, á eterno descontento.

Será jamás, que vuelto yo á mi tierra, goce mi pobre Reyno, y que admirado entre en mi choza de hierbosa tierra?

Tris-

Triste yo, un fiero, y bárbaro soldado gozará mis sembrados y novales, que vo con sudor tanto hé cultivado. Maldita civil guerra, en quantos males há puesto al triste pueblo Mantuano: ay, para quién sembramos campos tales! Ingére, pues, 6 Melibéo insano. peros apriesa, planta codicioso vides por orden, suda, y muere en vano. ld, mis cabrillas, id, que el mas dichoso ganado fuistes yá de quanto há habido en fresco prado, en bosque, ó soto umbroso. Yá, en verde cueva, qual solía, tendido, de riscos altos no os veré colgaros: yá mi zampoňa, y voz hán fenecido. Yá, mis cabritas, no podré hartaros del Cítiso de flores coronado, ni con ramos de sauce recrearos.

Títiro.

Aquí podrás, conmigo reclinado, en verdes hojas, esta noche oscura, dár dulce sueño al cuerpo fatigado. Fruta verde tenemos bien madura, castañas tiernas de meollo blando, queso fresco de leche blanca, y pura; y á se vén de lejos humeando los techos de las chozas de Pastores: yá ván los altos montes aumentando sus sombras, y haciéndolas mayores.

EGLO-

## EGLOGA IIL

# Por Fr. Luis de Leon.

Dametas, Menalcas, Palemon.

Menilcas.

Ime, jes de Melibéo este ganado?

Dametas.

No es sinó de Egon, que el mismo Ego agora me le habia encomendado.

Menalcas.

¡Ovejas desdichadas! hace entrego de sí mismo á Neera, preferido, porque yo no le véa, y arde en fuego,

Y fia su ganado á un perdido. Ordeñasle dos veces en un hora, la madre dejas seca, y desvalído el hijo.

#### Dametas.

Paso, amigo, que aun agora me acuerdo quien tú eres, yá entendistes, y adonde, aunque la diosa, que allí mora,

Con ojos lo miró no nada tristes, y de través las cabras lo miraron. Mirad que hablais con hombre ; bien me ois-

rad, que hablais con hombre ; bien me ois-Menalcas. [tes?

Sí, sí, en el mismo tiempo que me hallaron cor-

cortando de Micones las posturas con mala podadera, y me prendaron.

O quando junto á aquellas espesuras el arco y la zampoña quebrantabas de Dafni con entrañas, malo, duras: En envidiosa rabia te abrasabas,

porque la habia al Zagalejo dado; y si algun mal no hicieras, rebentabas.

Menalcas.

¿ Qué no osará quien puede, si un malvade ladron ansí se atreve? Dí, atrevido, no fue de tí un cabron á Damo hurtado?

¿Y la Licisca al Cielo alzó el ladrido? Grité: ¿dó sale aquel? Títiro mira: tú en la juncada estabas escondido.

Dametas.

Cantando vencí á Damo. ¿Quién me tira cobrar lo que mi Musa mereciera, si Damo de lo puesto se retira?

Si no lo sabes, mio el cabron era, y el mismo Damo serlo confesaba: negábamelo no sé en qué manera.

Menalcas.

¿Tú á él? ; tú tocas flauta? ; no sonaba tu caramillo vil por los oteros, y el verso miserable aun no igualaba? Dametas.

¿Pues quieres que probemos esos fieros?

Yo pongo esta becerra, que dos cria, y hinche cada tarde dos lecheros.

Yo pongo, no rehuyas la porfia: tú dí lo que pondrás y experimenta á dó llega tu Musa, á dó la mia.

Menalcas.

Del ganado no pongo, que doy cuenta por horas á mi padre, y una dura madrasta los cabritos tambien cuenta.

Mas, si adelante llevas tu locura, pondré lo que dirás que es mas precioso, dos vasos ricos de haya, y bella hechura.

Labrólos Alcimedon ingenioso: formó por la redonda, entretegido, como de yedra y vid, un lazo hermoso:

En el medio de bulto está esculpido el Conon, y aquel otro, que pusiera el mundo por sus partes repartido.

El que mostró la siega y sementera, y del arar el tiempo conveniente: nuevos los tengo en casa en su vasera.

Dametas.

Dél mismo hube otros dos, estrañamente hechos: las asas ciñe un verde acanto, y en medio del relieve está eminente

Orféo, y su montaña atenta al canto: nunca los estrené; mas comparada la Baca, los tus vasos no son tanto.

#### Menalcas.

Saldré á qualquier partido, y si te agrada, srá juez Palemón, que allí viene, que yo enmudeceré tu voz osada.

Dametas.

Harélo, que á mí nadie me detiene; mas para escarmentar á este osado, que atiendas bien, Palémon, nos conviene. Palémon.

Sobre esta hierba, donde estoy sentado, cantad, que agora el tiempo nos convida, que viste de verdura y flor el prado.

Agora el bosque cobra la perdída hoja, y agora el año es mas hermoso, y agora inspira el Cielo gozo y vida.

Comienza tú, Dameta, y tú gracioso Menalca le responde alternamente, que el responderse á veces es sabroso.

Dametas.

De Júpiter diré primeramente, que hinche quanto véo y determino, y oye mi cantar atentamente.

Menalcas.

Y á mí Febo me ama, y de contino sus dones le presento, el colorado jacinto, y el laurél verde divino.

Dametas.

Traviesa Galatéa me há tirado, perdída por ser vista, una manzana, y luego entre los sauces se há lanzado.

Menalcas.

Mi dulce fuego, Amintas de su gana se viene á mi cabaña, conocido mas yá de mis mastines, que Diana.

Dametas.

Yá tengo con que hacer á mi querido amor, gentil presente, porque véo adonde dos palomas hacen nido.

Menalcas.

Conforme yo al poder, y no al deseo, diez cidras á mi bien he presentado, y mañana otras diez dalle deseo.

Dametas.

¡O quántas, y qué cosas platicado conmigo há Galatéa! ¡ó si el viento algo de ello á los dioses há contado!

Menalcas.

¿ Qué me sirve, que, Amintas, mi contento desees, si yo guardo en la parada, y sigues tú del Gamo el movimiento?

Dametas.

Envíame á la Filis, que es llegada mi fiesta, y vén tú Yola quando fuere la Baca, por mí á Ceres degollada.

Menalcas.

Amo á la hermosa Filis, que me quiere, que me dijo llorosa en la partida, á Dios, gentil zagal, si no te viere,

Da-

### (185)

#### Dametas.

El lobo es al ganado, y la avenida á las mieses, al arbol enemigo el viento, á mí Amarili embravecida.

Menalcas.

Ama el sembrado el agua, sigue amigo la rama el cabritillo destetado, la madre el sauz, yo solo Amintas sigo.

Dametas.

Mi Musa pastoril há contentado á Polio; pues paced con mano llena, Musas, una ternera á vuestro amado. Menalcas.

De versos tiene Polio rica vena: un Toro le criad, que á cuerno hiera, y con los pies esparza yá la arena. Dametas.

Quien, Polio, bien te quiere, lo que espera le venga, y de la encina dulces dones, y a Momo coja de la zarza fiera.

Menalcas.

Quien no aborrece á Bavio, los borrones ame de Mevio y lea, y juntamente las zorras úna, ordeñe los cabrones.

#### Dametas.

Los que robais el prado floreciente, huid presto ligeros, que se esconde debajo de la hierba la serpiente.

(186)

#### Menalcas.

Mirad por el ganado, que no ahonde el paso, que la orilla es mal segura. ¿No veis quál se mojó el carnero, y dónde ? Dametas.

No pazcas por el rio, á la espesura guia Títiro el hato, que á su hora yo le bañaré todo en fuente pura.

Menalcas.

Las ovejas, zagal, recoge, que hora, si las coge el calor, despues en vano se cansará la palma ordeñadora.

#### Dametas.

¡Ay, en quán buenos pastos quán mal sano y flaco estás, mi Toro! y al ganado, y al ganadero mata amor insano.

#### Menalcas.

El mal de estos Corderos no es causado de amor, y tienen solo hueso y cueros no sé quál ojo malo os há mirado.

#### Dametas.

Dime dónde, y tenerte hé por certero, tenerte hé por Apolo: de este cielo apenas se descubre un codo entero.

#### Menalcas.

Mas dime tú á dó produce el suelo en las rosas escritos los reales nombres, y goza á Filis sin rezelo, (187)

#### Palemon.

No es mio el sentenciar contiendas tales, y tú mereces, y este la Becerra, y quien canta de amor los dulces males, y quien prueba de amor la larga guerra.



## EGLOGA IV.

Por Gregorio Hernandez de Velasco.

Pollio. i . Musas de Sicilia! dádme aliento: cantemos con acento mas suave materia algo mas grave, porque todos no gustan bajos modos, pues cantamos. selvas, selvas hagamos, cuya amena sombra de flores llena un Consul quiera. La santa edad postrera yá es llegada, que la Cumea sagrada habia cantado. Yá el siglo, renovado enteramente, produce nueva gente, y la doncella yá vuelve, qual Sol bella: yá el dorado reyno á Saturno dado está en el suelo. Yá nos envian del Cielo un nuevo infante, por quien del Gange á Atlante yá perezca la nacion mala, y crezca gente de oro. Tu favor, pues, imploro, y casto aliento, N 2 pa-

para este nacimiento, ó gran Lucina. Por su imperio camina yá tu Apolo. A tí, Pollio, á tí solo está guardado, que en tu gran Consulado así florezca el mundo, y su honor crezca en grande exceso, y empiecen su proceso y su riqueza los meses, en grandeza desiguales. Y si de nuestros males y pecado rastro hubiere quedado, habrá en tu pecho valor, con que deshecho, y vuelto en nada, dejará asegurada la ancha tierra, del miedo de la guerra tan temida: él pasará á la vida sobre humana, y la aula soberana entretegidos verá á sus escogidos, gente ilustre, con los de mayor lustre eternamente, y de su amiga gente será visto. Imperio mero mixto habrá en herencia del padre, y gran potencia, con que armado tendrá en paz sojuzgado todo el suelo. A tí, infante del Cielo, las gozosas tierras darán de rosas mil montones. por primicias de dones, de su grado, sin que las hienda arado, 6 labre azada, darte hán yedra intrincada, y nardo bello, colocasia, y con ello entretegido el acanto florido: las lecheras traerán de las praderas atestadas las ubres, y apesgadas. Yá el ganado.

no temerá el bocado, y garra fiera de Leon bravo, ó fiera cruda alguna. Tu mesma ilustre cuna, á manos llenas, producirá azucenas, y mil flores, que espiren mil olores suavemente. Morirá la serpiente venenosa. No habrá hierba engañosa, que atosigue á quien la virtud sigue. En qualquier prado será de oy mas hallado Asirio Amomo; pero yá luego, como de edad seas, que de tu padre leas la alta historia, las hazañas y gloria de los hombres. que inmortales renombres hán dejado. Quando estés vá informado del aprecio de la virtud sin precio, el campo ameno, de espigas blandas lleno, rojeando, nos estará mostrando el dón divino. En el inculto espino, y cambronera podrá de uvas qualquiera vér pendiente el racimo excelente, y bien maduro. Sudará el roble duro miel sabrosa. Bien que algo de la astrosa antigua llaga quedará, que nos haga en Caravelas, 6 Naos al mar dár velas, y con muros cercar y hacer seguros los poblados. Que el campo con arados asulquemos. Otro Tiphis tendremos, y otra Nave, Argo, que al vando grave y valeroso, por medio el mar hundoso, pase á tierra. Tra-

Travará otra vez guerra Marte insano, y al combate Troyano Aquiles fuerte será otra vez por suerte á ir forzado. Quando á varon formado tu edad llegue, no habrá hombre, que navegue, ni que quiera ser con Nao, 6 Galera, mercadante. Dará el suelo, abundante, y largamente, á qualquier lengua, y gente qualquier cosa. La tierra deleitosa, sin labrarse, la viña, sin podarse, darán fruto. Darán salvo conducto los quinteros á sus bueyes y aperos y labores. No fingirá colores diferentes la lana, ni aparentes hermosuras. Con nativas tinturas en el prado tiñendo irá el ganado en sí su lana. Quál de flamante grana irá vestido: quál con vellon, teñido de amarillo. El tierno Corderillo, con libréa de llama, que rojéa, andará ufano. El terno soberano de las Hadas, concordes, y juradas, cerca de esto tienen dicho, dispuesto, y ordenado, que el siglo fortunado, que esto espera, corra por nuestra Era bien andante. Yá, pues, divino infante, hijo ilustre, de dioses honra y lustre, y grande aumento de Jove, toma aliento, de tí dino, para ir por el camino yerto estrecho,

que al cierto honor derecho vá, y seguido. El tiempo establecido para aquesto vendrá con tu edad presto: mira atento el mundo, y su ancho asiento, que temblando ruina está amagando del gran cargo: la tierra ancha, el mar largo, el cielo inmenso vés que con gozo intenso el mundo espera aquesta felice Era, y siglo santo. Dichoso yo, si tanto me durase la vida, que cantase tus estrañas obras, y altas hazañas: cierto creo. que ni aquel Tracio Orféo, ni el gran Lino, con su cantar divino, me rindiese, por mas favor que diese á aquel su madre. Caliope, y su padre Apolo á este. A Pan haré que preste poco su arte: que aunque Arcadia su parte el juez nos sea, haré que Arcadia véa, y que Pan diga, que sin mucha fatiga le hé vencido. Conoce, i ó bien nacido, ó alto infante! con risueño semblante, y dá contento á tu madre, y dá aliento á la apretura que há diez meses que dura en su preñado: Comienza el riso usado en tierna infancia. Padres, haced instancia en que se os ria, que el falto de alegria, y blando riso, ni en su mesa el dios quiso que comiese, ni en su cama la diosa que durmiese.

## EGLOGA V.

# Por Fr. Luis de Leon.

Menalcas. Mopso.

Menalcas.

Pues nos hallamos juntos, Mopso, aora, maestros tú en tanér suavemente, y yo en cantar con voz dulce y sonora,

¿Por qué no nos sentamos juntamente debajo de estos córilos mezclados con estos olmos ordenadamente?

Mopso.

Tú eres el mayor, á tí son dados, Menalca, los derechos de mandarme, y á mí de obedecer á tus mandados.

Y pues que así te place, aquí sentarme á la sombra, que el zefiro menea, ó quiero, y es mejor allí llegarme

Al canto de la cueva, que rodéa (qual vés) con sus racimos, volteando, silvestre vid, que en torno la hermoséa.

Menalcas.

Conmigo mesmo estoy imaginando, que Aminta en nuestro campo es quien contigo tan solo competir puede cantando. Mopso.

¿Qué mucho es que compita aquel conmigo? presumirá vencer al dios de Delo.

Menalcas.

Mas dí si hay algo nuevo, Mopso amigo.

Dí del amor de Fili, y desconsuelo,

si en loor de Alcon, ó de los fieros

de Codro: y de tu grey pierde el recelo.

Pierde, que habra quien guarde los corderos,

Mopso.

Antes aquestos versos, que hé compuesto, quiero probar agora los primeros.

En la corteza escritos los hé puesto de un arbol, y su tono les hé dado, y dí compita Amintas despues de esto.

Menalcas.

Quanto es el blanco sauz sobrepujado de la amarilla oliva, y el espliego del rosal es vencido colorado;

Tanta ventaja tú, si no estoy ciego, haces al mozo Amintas; mas dí agora, que yá en la cueva estamos, dí hora luego.

Mopso.

nuerto con t

A Dafni, pastor muerto con traidora, y muerte crudelisima, lloraban toda la deidad, que el agua mora.

Testigos son los rios, quál estaban quando del miserable cuerpo asidos los padres, las estrellas acusaban.

Nο

No hubo por quién no fuesen conducidos los bueyes á beber aquellos dias, ni fueron los ganados mantenidos.

Aun los Leones mismos, en sus frias cuevas, tu muerte, Dafni, haber Ilorado dicen las selvas bravas, y sombrías.

Que por tu mano, Dafni, el yugo atado al cuello vá el Leon y Tigre fiero; tú el enramar las lanzas has mostrado:

Tú diste á Baco el culto placentero, tú de tu campo todo, y compañía fuiste la hermosura, y bien entero.

Ansí como es del olmo el alegria la vid, y de la vid son las colgadas uvas, y de la grey el Toro es guia.

Qual hermoséa el Toro las vacadas, como las mieses altas y abundosas, adornan y enriquecen las aradas.

Y ansi luego que crudas y envidiosas las parcas te robaron, se partieron Apolo, y sus hermanas muy llorosas.

Palas y Febo el campo aborrecieron, y los sulcos, que yá criaban trigo, de avena, y grama esteril se cubrieron,

En vez de la violeta y del amigo narciso, de sí mismo, brota el suelo espina y cardo agudo y enemigo.

Pues esparcid yá rosas, poned velo á las fuentes de sombra, que servido ansi quiere ser Dafni desde el Cielo. Y con dolor, Pastores, y gemido un túmulo poned, y en el lloroso tímulo aqueste verso esté esculpido:

"Yo, Dafni, descansando, aquí reposo, nombrado entre las selvas hasta el Cielo, nde hermosa grey Pastor muy mas hermoso.

Menalcas.

Quanto al cansado el sueño en verde suelo, quanto el matar la sed en fresco rio, es causa de deleite y de consuelo;

No menos dulce há sido al gusto mio m canto; y no tan solo en la poesía, mas en la voz, si yo no desvarío,

Igualas tu maestro, y su harmonía. Dichoso, que por él serás tenido, fuera de toda duda y de porfia.

Mas por corresponder à lo que hé oido, en la forma y manera, que pudiere, quiero poner mis versos en tu oído.

Y al Cielo encumbraré, quanto en mí fuere, átu Dafni: diré á tu Dafni encanto, que Dafni á mí tambien me quiso, y quiere.

Monso.

No hay don, que á mi juiclo valga tanto; y mereció en tus versos ser cantado; y yá me los loaron con espanto.

Menalcas.

De blanca luz, en torno rodeado,

con

con nueva maravilla Dafni mira el no antes visto cielo, ni hollado.

Y puesto só sus plantas, viendo admira aquellos eternales resplandores, y aparta la verdad de la mentira.

Allí, pues, de otras selvas, y Pastores, alegre, y de otros campos, goza, y prados con otras Ninfas trata sus amores.

No temen allí el Lobo los ganados, ni las redes tendidas, ni el cubierto lazo fabrica engaño á los Venados,

Ama el descanso Dafni, y del concierto, los montes y las peñas voceando, dicen: Menalca es dios, este es dios cierto.

Favorece, pues, bueno prosperando, los tuyos y sus cosas, amoroso los tuyos, que tu nombre ván cantando.

Que en este valle agora, y bosque umbroso levánto quatro aras, y dedíco á Dafni dos, y dos á Febo hermoso.

Y en ellas cada un año sacrifico de leche dos lecheros, y apurada, de olio vasos dos te sacrifico.

Y sobre todo, en mesa embriagada, abundante con vino y alegria, al fuego, y á la sombra colocada,

(A la sombra en Verano, mas el dia en que reynáre el hielo, junto al fuego) tu honor festejarémos á polítia. Dametas, y el Egon cantarán luego: Alféo imitará tambien, saltando, los Sátiros con risa, y dulce juego.

Estos tendrás perpetuo siempre quando el dia de las Ninfas, quando fuere el dia que los campos vá purgando.

En quanto por las cumbres yá paciere, del monte el Jabalí, en quanto amáre el rio, y en el agua el pez corriere:

Y en quanto de tomillo se apastáre la Abeja diligente, y del rocío la Cigarra su canto sustentáre:

Tanto tu fama y nombre yo confio irá mas de contino floreciendo, al hielo, siempre el mesmo, y al Estío.

Como á Ceres y á Baco, á tí ofreciendo irán sus sacrificios los Pastores, y sus promesas tú tambien cumpliendo.

Mopso.

¿ Qué dones no serán mucho menores, que lo que á versos tales es debido? tales, que no es posible ser mejores.

Que á mí no me deleita así el sonido del viento, que silvando se avecina, ni las costas heridas con ruido.

Las costas, donde acosta la marina, ni el rio sonoroso ansí me agrada, que en valles pedregosos vá y camina.

## (198)

#### Menalcas.

Primero, pues, por mí te será dada esta flauta, con que el Alexi hermoso de mí, y la Galatéa fue cantada.

Mopso.

Y tú toma este báculo nudoso, que Antino, mereciendo ser amado, nunca me le sacó, y es muy vistoso en nudos, y con plomo bien chapado.



# EGLOGA VI. Por Christoval de Mesa.

#### Silvio.

A Gradó á la primera Musa mia cantar con són de Siciliana tierra, y no tubo vergüenza mi Talía de habitar en la selva, y en la sierra: que como yo cantase en mi poesía los Reyes, y las cosas de la guerra, Febo dijo, y tiró de mis orejas: el Pastor cante humilde, y guarde ovejas. La Musa cantaré de los Pastores, con humilde instrumento delicado, porque muchos te quedan, que tus loores, Va-

Varo, dirán en verso levantado: tristes batallas, bélicos furores, porque yo canto lo que me hán mandado: pero si alguno yá, si alguno hubiere, que aquestas cosas con amor leyere, Qualquier arbol, qualquier pequeña planta, Varo, te cantará en silvestre estilo, y el bosque, que sus ramos mas levanta, que no hay tan grato verso de un pupilo de Apolo, quanto el que de Varo canta: proseguid, Musas, Cromis, y Mnesilo, dos mozos, á Sileno estár tendido lo vieron en la cueva, yá dormido. Y como siempre del pasado dia, hinchadas de beber las gruesas venas, porque del mucho vino las tenia con el calor del sueño todas llenas: de la cabeza abajo se le habia caído la guirnalda de vervenas, y estaba no muy lejos de él colgado, gastada el asa, un cántaro pesado. Asen del viejo, que á los dos habia, esperando sus versos, engañado mil veces; y uno y otro le tenia con su misma guirnalda aprisionado; puso Egle á los medrosos osadía, Náyade hermosa, habiéndose llegado, y viéndola, su frente y sienes pinta. de negras moras con sangrienta tinta,

El entônces, de aquel engaño riendo dice: ¿ para qué fin me atais, Pastores? soltad, que basta vérme, yá os entiendo: los versos, que pedis, daré; y mejores versos por galardón daros pretendo, mas esta habrá otro premio, otros favores: comienza, y las encinas mover vieras, y saltar á compás Faunos, y fieras. No dá Febo al Parnaso así alegria, ni Orféo, así admirado, así contento, tubo al Ismaro, y Rodope algun dia: cantó, que las simientes de agua y viento, tierra y fuego, que en gran cosa vacía se juntaron, y en fin todo elemento, y como de ellos se hayan derivado los principios de todo lo criado. Y que la tierna redondéz del mundo. poco á poco se fue haciendo dura, y los rios sacó del mar profundo, y aumentó cada forma su figura: de que el lucido Sol y rubicundo diese luz, se admiró la tierra oscura, y de que cayga encima de ella propia, desde las nubes de agua tanta copia. Como á dár fruto empiecen las campañas, y como ván diversos animales errando por las no vistas montañas: como Pirra tiró los pedernales, los tiempos de Saturno, y sus cabañas, del

del Caucaso las aves naturales, v de aquel hurto noble, y generoso, de que fue Prometéo ladron famoso. Dice, en quál parte Hila fue dejado, y que sonaba toda la marina, Hila, Hila, á las voces, que llamado fue de los marineros con mohina, y consuela á Pasifae del amado toro hermoso, en su pasion indina, que venturosa en todo hubiera sido, si tal ganado nunca hubiera habido. Ay, virgen desdichada! ¿qué locura fue la tuya, de todas diferente? si las hijas de Pretis la llanura del campo atruenan con bramar doliente: no siguen torpe amor contra natura, aunque buscan los cuernos en la frente. y con temor no tienen por seguro su cuello de sufrir arado duro. ¡Ay virgen infelíz! de adverso hado, trás él agora por los montes yerras, y él sobre fresca flor el blanco lado, rumia hierba pacida en verdes tierras: debajo de una encina recostado, 6 sigue alguna baca por las sierras, Ninfas Cretenses, Ninfas mis queridas, cerrad, cerrad del bosque las salidas. Para vér, si pudiese por ventura rastro hallar de aquel, que me sujeta,

él, acaso, paciendo la verdura. por alguna floresta vá secreta: ó yá trás las bacadas la hermosura le agrada, de gentil baca de Creta: canta la que admiraron las manzanas de aquellas tres Hesperides hermanas. Y toda hermana de Faeton, en planta vuelta, tornarse en álamos sombríos. y como Galo anda perdido canta, del Permeso, ribera de los rios, y que una de las diosas lo levanta en los Eonios sacros montes frios, y que al digno varon guardó el decoro, y respetó de Febo el sacro coro. Y de como le dijo el pastor Lino, coronado de flores, y apio amargo, con verso, y con espíritu divino: toma esta avena, que te dán á cargo las Musas, de aquel viejo peregrino, Ascréo, con la qual por tiempo largo. solía de los montes veces tantas atraer á su són las duras plantas, Con ella dí del monte, que se llama Grineo, y el principio dél no solo. sinó que él es el bosque que mas ama, y aquel, del qual se jacta mas Apolos que de Scila, de Niso, y de la Fama diré, que se estendió de Polo á Polo, de aquella, cuyas partes inferiores

ocuparon Tos monstruos labradores. Los Navios de Ulises persiguiendo, y en alto mar, con golpes repentinos, los marineros tímidos hundiendo, despedazado, á vér perros marinos: ó como haya contado el caso horrendo de Tereo nueva forma, hechos indinos, que manjares, que dones, Filomena, aderezado le haya en triste cena. Y con qué vuelo, con presteza tanta á los desiertos sigue su derrota, despues que encima de su casa espanta con alas la infeliz, con lengua rota: él finalmente, todo aquello canta, que ovó de Febo el venturoso Eurota antiguamente, y ordenó, que fieles le fuesen aprendiendo los laureles. Desde los hondos valles sube al Cielo el dulce són, y hiere las estrellas, hasta que yá de negro, y blanco pelo recoger manda las ovejas bellas . á las majadas, por el verde suelo, y el número contar de todas ellas, y contra voluntad del Cielo, el dia faltó, y vino la noche humeda, y fria.

# EGLOGA VII. Por Fr. Luis de Leon.

Forte sub

Ebajo un roble, que movido al viento, hacia blando estruendo, el Dafni estaba, y Tirsi y Coridon al mismo asiento su hato cada uno amenazaba: el Tirsi, conduciendo ovejas ciento. cabras el Coridon apacentaba, ambos zagales bellos, ambos diestros, y en responder cantando muy maestros. Alli fue, en quanto encumbro defendiendo los mirtos del mal cierzo, desmandado del hato un cabron mio, y yo siguiendo, al Dafni ví, y dél visto, fui llamado: aqui vén, Melibéo, aqui corriendo, dice, que tu cabron aqui ha parado; y si te vaga un poco, aqui tendido descansarás la presa que has traído. Aqui las bacas, por el prado y heras, se vienen á beber: aqui florecen del Mincio en verdes hojas las riberas, y los enjambres suenan y adormecen. Mas quién diera recaudo á mis corderas, que ni Filis, ni Alcipe no parecen, y estaban á cantar desafiados el Tirsi, el Coridon, y muy trabados. A1

Al sin aventajé su canto y ruego á mi negocio propio, y comenzaron el uno acometiendo, el otro luego volviendo la respuesta, y porsiaron gran pieza, así en el dulce y docto juego, que aquesta ley los mismos se obligaron, el Coridon decia así cantando, y el Tirsi así cantaba replicando.

Coridon.

Amadas Musas, inspiradme agora de versos la felíz y docta vena del Codro, que con el que en Delo mora, cantando á las parejas casi suena; ó si para aquel solo se atesora el primer todo de la docta avena, colgada para siempre desde luego á aqueste pino mi zampoña entrego.

Este Poeta, que hora se levanta,
Pastores los de Arcadia, coronado
de yedra, levantad á gloria tanta,
que con envidia el Codro traspasado
rebiente; y si excediere en lo que canta,
el uno le ceñid, y el otro lado,
con Bacar le ceñid la docta frente,
no prenda en él la lengua maldiciente.

Coridon.

De un jabalí cerdoso te presenta esta cabeza el Títiro, ó Diana,

y estos ramosos cuernos, donde cuenta el ciervo vividor su vida vana; y si lo que en el alma representa, por medio de tu mano alza y gana, de marmol estarás, y con calzado de tornasol teñido, y de violado.

Y tú de leche un vaso por ofrenda de mí tendrás en cada un año cierto: no es justo que el pequeño dón te ofenda, pues guardas tú, Priapo, un pobre huerto: de piedra eres aora; mas si enmienda el año, de riqueza irás cubiertos con oro lucirás, si acrecentáre la nueva cria el año, y mejoráre.

Coridon.

Nerine Galatéa, mas sabrosa que es el tomillo hibléo, y que el nevado cisne mas blanca mucho, y mas hermosa, que el álamo de yedra rodeado: si vive en tu sentido, y si reposa de aqueste tu Pastor algun cuidado, vendrás con pie ligero á mi majada en tornando del pasto la bacada.

Tirci.

Y yo, mas que el asensio desabrido. mas áspero que zarza, y vil te sea mas que las ovas viles, mas huído que del lobo es la oveja yo me véa,

#### (207)

si no se me figura haber crecido un siglo aquesta luz odiosa y fea. Id hartos, id, novillos, yá á la estanza, que yá es mala vergüenza tal tardanza. Coridon.

Fuentes de verde musco rodeadas, y mas que el blando sueño hierba amena, y vos ramas, que en torno levantadas, haceis sombra á la pura y fresca avena, debajo de vosotras allegadas sesteen las ovejas, que yá suena el grillo, y la vid brota, y yá camina viniendo el seco Estío, y se avecina.

Tirsi.

Aqui hay hogar y fuego, aqui la llama con téa resinosa siempre dura: aqui el humo, que sube, y se derrama, matiza con hollin el techo oscura: aqui, si el blanco cierzo sopla y brama, curamos de lo mismo, que se cura de no robar el rio su ribera, 6 de guardar la grey el lobo entera.

Coridon.

Debajo de sus árboles caída yace la fruta, y sobre la montaña tuerce de su serval, al ramo asida, la serva, y del castaño la castaña: la copia, por los campos estendida, el valle y monte todo en gozo baña;

mas si Alexis sus ojos relucientes cubre, se secarán las mismas fuentes.

Los campos están secos y agostados por culpa del sereno ayre, muere la hierba sedienta en los collados: tender su hoja yá la vid no quiere. Serán aquestos daños remediados al punto que mi Filis pareciere: ante ella su verdor cobrará el suelo, y bajará con lluvia larga el Cielo. Coridon.

El álamo de Alcides es querido, de Baco la vid sola es estimada, el mirto de la Venus siempre há sido, y en el laurél de Febo es Dafne amada. El corilo es de Filis escogido: del corilo la Filis pues se agrada: al corilo conozcan por rey solo el mirto y el laurél del rojo Apolo.

Tirsi.

Bellísimo es el bosque, el fresno crece, el pino es de los huertos hermosura, el álamo en los rios bien parece, la haya de los montes es altura; mas quando ante mis ojos aparece, ¡ 6 Lícida divina! tu figura, el pino de los huertos no es hermoso, el fresno de los bosques no es vistoso.

### (209)

## EGLOGA VIII.

## Por Fr. Luis de Leon.

Damon.

Alfesibéo.

L dulce y docto contender cantando L de Alféo y de Damon, que embevecida la novilta admiró, casi olvidando la yerva y el pacer, por quien perdida la presa tubo el lince, y restañando los rios sosegaron su corrida: digamos, pues, el canto y los amores de Alféo, y de Damon doctos Pastores. 0 tú, que hora con remo victorioso, ó pasas el Timano ó la vecina costa, si jamás dia tan dichoso veré, que me conceda con voz dina cantar su pecho y brazo valeroso, ¿cantar tu verso y musa peregrina? á lo qual sola dice justamente la magestad del trágico eloquente. De tí hizo principio, en tí fenece, y todo mi cantar en tí se emplea: recibe aquestos versos, que te ofrece la voz, que tu querer cumplir desea: al vencedor laurél, que résplandece en torno de tu frente y la hermoséa, consiente, que allegada, y como asida, aquesaquesta hierba vaya entretegida.

Apenas de la noche el hielo frio habia el claro Cielo desechado, al tiempo, que es dulcísimo rocío sobre las tiernas hierbas al ganado; vertiendo de los ojos largo rio, al tronco de un olivo recostado, Damon tocó la flauta lastimero, y comenzó á cantar así el primero.

Damon.

Procede vá Lucero ante el Sol bello. en tanto que de Nise fementida, por vil amor trocado me querello, y notifico al Cielo mi herida, (bien que nunca hallé provecho en ello) en esta hora postrera de mi vida. Y tú suena, y conmigo el són levanta, zampoña, como en Ménalo se canta. En Ménalo contino el bosque suena, en Ménalo los pinos son cantores: con la voz pastoril siempre resuena, y siempre oye sus quejas, sus amores, y siempre ove los dioses de la avena dulcísima primeros inventores. Pues suena y ; ay! conmigo el són levanta, zampoña, como en Ménalo se canta. Casó Nise con Mopso: ¿ qué mistura no templará el amor? el tigre fiero pondrá con la paloma, y por ventura

en uno pacerán lobo y cordero. Disponete, que tuya es la ventura: sús Mopso, que por tí sale el lucero. Y tú suena, y conmigo el són levanta, zampoña, como en Ménalo se canta. Mas qué bien empleada la que enfado de todos, arrogante, y burla hacias, la que mi sobrecejo y mi cayado mi barba, y mi zampońa aborrecias: la que de nuestras cosas el cuidado ageno de los dioses ser creías. Pues suena yá, y conmigo el són levanta, zampoña, como el Ménalo se canta. Pequeña, y en tu madre, y yo por guia te vi entre mis frutales hacer dano: las bajas ramas yá alcanzar podia, y encima de los doce andaba un año. Como te vi, te di, ¡ay! el alma mia, llevóme en pós de tí preso el engaño. Y tú suena, y conmigo el són levanta, zampoña, como en Ménalo se canta. Yá te conozco, amor: entre las breñas, en fiero punto, en dia temeroso, ni nuestro en sangre, ni con nuestras señas, de duros Garamantas, del fragoso Rodope procediste, y de las peñas del Ismaro, que bate el mar furioso. Y tú suena, y conmigo el són levanta, rampoña, como en Ménalo se canta.

Por

Por tí crudo tiño la cruda mano en sus hijos Medéa ensangrentada: ¿ mas quál fue de los dos mas inhumano. ó tú, malvado amor, ó tú, malvada? tú fuiste siempre, amor, un mal tirano: tú fuiste una cruel desapiadada. Y tú suena, y conmigo el són levanta, zampoña, como en Ménalo se canta. Mas vá siquiera huya perseguido el lobo de la oveja, y sea arréo del roble la azucena, y al sonido del cisne se aventaje el cuervo féo. y Títiro al Arion sea preferido, Arion sea en mar, en monte Orféo. Y tú suena, y conmigo el són levanta, zampoña, como en Ménalo se canta. Y siquiera se anegue en todo el mundo: vivid selvas por tiempo prolongado: y yo del alto risco al mar profundo venir me determino despeñado: si no lo fue el primero, este segundo servicio de tí, Nise, será amado. : Ay! cesa yá, zampoña, y no levantes el són, ni como en Ménalo mas cantes. Aquí dió fin Damón á su lamento, v suspiró profunda, y tiernamente: tocó del grave mal el sentimiento el monte, que responde en són doliente. Y luego puesto en pie, con nuevo acento,

sonando la zampoña dulcemente Alféo comenzó: lo que ha cantado, vos, Musas, lo decid, que á mí no es dado. Alfesibéo.

Corona aqueste altar con venda, y flores: agua me dá, y enciende la vervena, encienso fino enciende: en mis dolores veré si hay fuerza alguna, ó arte buena: veré si torno á Dafni á mis amores: no falta sinó el canto, canta y suena, y dí: vé mi conjuro, y la mar pasa y vuelve de la Villa á Dafni á casa. El canto y el conjuro es poderoso à retraer la Luna reluciente: en rostro demudó Circe monstruoso con cantos, de Ulises á la gente: de canto, rodeada, vigoroso rebienta por los prados la serpiente. Vé presto, mi conjuro, y la mar pasa, y vuelve de la Villa á Dafni á casa. Tres cuerdas te rodéo lo primero. de su color cada una variada, imagen, y con pie diestro y ligero, acerca de este altar, y ara sagrada, traerte al rededor tres veces quiero, que el número de tres al Cielo agrada. Vé presto, mi conjuro, y la mar pasa, V vuelve de la Villa á Dafni á casa. Añuda, 6 Amarilis, con tres ñudos

cada uno de estos hilos colorados: anuda yá, y no estén los labios mudos: dí en cada nudo de estos, por tí dados, fiudos de amor estrechos, ciegos, crudos, nudos de amor doy firmes y anudados. Vé presto, mi conjuro, y la mar pasa, y vuelve de la Villa á Dafni á casa. Ansí como esta cera torna blanda. ansí como este barro se endurece, y un mesmo fuego en ambas cosas anda, y juntamente seca, y enternece; ansí tu Amor conmigo á Dafni ablanda, y para las demás le empedernece. Vé presto, mi conjuro, y la mar pasa, y vuelve de la Villa á Dafni á casa. Esparce ese batido de harina de farro, y sal mezclada en esa llama: aquel tierno laurél aqui avecina. y con sagrado fuego aqui lo inflama. Dasni crudo me abrasa á mí, mezquina: yo quemo en su lugar aquesta rama. Vé presto, mi conjuro, y la mar pasa, y vuelve de la Villa à Dafni à casa. Qual la novilla de buscar cansada al toro por los montes, junto al rio se tiende dolorida, y olvidada, no huye de la noche, ni del frio; ansí me busques Dafni, ansí buscada, en pago del amor, te dé desvío,

Vé presto, mi conjuro, y la mar pasa, y vuelve de la Villa á Dafni á casa. En los pasados años, aquel ciego y desleal me dura estos despojos, entónces caras prendas, dulce fuego, agora crudos y ásperos abrojos: aquestos, tierra, agora yo te entrego, porque le restituyas á mis ojos. Vé presto, mi conjuro, y la mar pasa, y vuelve de la Villa á Dafni á casa. Tambien estas ponzoñas, producidas en Ponto, porque el Ponto es fértil de ellas, de su lugar las mieses traducidas. y vuelto en lobo al Meris, ví con ellas: al Meris, que las vidas fenecidas reduce à vér la luz de las estrellas. Vé presto, mi conjuro, y la mar pasa,. y vuelve de la Villa á Dafni á casa. Esta ceniza coge, y saca á fuera: adonde el agua corre vé alcanzalla: por las espaldas la echa, y vén ligera: no mires á Amarilis al echalla. Con esto tentaré aquel alma fiera: imas qué canto, ó qué dios podrá ablandalla? Vé presto, mi conjuro, y la mar pasa, y vuelve de la Villa á Dafni á casa. ¿No vés que las cenizas alzan llama en quanto me detengo? Por bien sea. ¡Ay! yo no sé quien es, que alguno llama, que que la perrilla en el portal vocéa. ¿Si viene por ventura? ¿ó si quien ama, soñando finge aquello que desea? ¡Ay! pón á tu camino, pón yá tasa, conjuro, que mi Dafni es vuelta á casa.



#### EGLOGA IX.

## Por Christoval de Mesa.

Licida.

Meris.

Lácida.
¿Donde vás, Meris? ¿dónde te encamina
por dicha á la Ciudad aquesta senda?

Meris.

O, Lícida! libramos de tal ruina la vida apenas, quanto mas la hacienda, que gente advenediza, y peregrina, (lo qual nunca temimos) la pretenda, y diga: id, Labradores de esta tierra, que es mio aqueste campo, y esta sierra. Vencidos, tristes, míseros, agora (pues la suerte lo trueca todo á hecho) le envio estos cabritos, que en mal ora los coma, y que le hagan mal provecho.

#### Lácida.

Yo habia oído á la gente, que aquí mora, que desde los collados y el repecho, hasta el rio, y la antigua haya y prado, por sus versos Menalca habia ganado.

Meric.

Oiste, y fama fue, mas nuestro canto vale tan poco entre la guerra fiera, qual las palomas, tímidas de espanto, en presencia del Aguila ligera: y si no me avisára, que á mal tanto diera fin, en la encina la agorera corneja, muerto Meris fuera cierto, y aun el mismo Menalcas fuera muerto. ¡Ay tal maldad de alguno de la tierra? ¿quién, Menalcas, sin tí tendrá consuelo ?, ¿quién cantará las Ninfas? ¿ quién la sierra llena de hierbas, y el florido suelo? ¿ quién verde sombra, que el calor destierra, dará á las fuentes líquidas de hielo? ¿ó quién dirá los versos elegantes, que sin sentirme te hurté poco antes? Como volvieses yá nuestros placeres, Amarilida, tú, segun solias, Títiro, lo mejor que tú pudieres procura apacentar las cabras mias, miéntras en breve vuelvo; y quando fueres, despues del pasto, á dárles aguas frias, no te encuentre el cabron á la venida,

P 2

guarda, que con el cuerno dá herida. ¿Pues quién podrá cantar en loor de Varo los versos no acabados, que él entona? Varo, levantarán tu nombre raro á las estrellas, dándote corona; con tal, que se aventaje en canto claro, Mantua infeliz, vecina de Cremona, los cisnes, que con mas sublime verso poder tubieren contra el tiempo adverso. Así huya de Córcega los tejos tu enjambre, y con mas leche ubres mayores, con los cantuesos, á su pasto anejos, traygan tus bacas, canta algo de amores, que á mí tambien las Musas, cerca y lejos, me hicieron Poeta, y los Pastores dicenlo, y no lo creo, pues cosa dina nunca digo de Varo, ni de Cina. Y me parece á mí, que hago ruido, como entre los sonoros cisnes ganso. Meris.

Tambien, Lícida, hago igual sonido, y pienso en mí, que es para dár descanso el verso (si me acuerdo) y gusto al oído: vén, Galatéa, que juego en mar no manso hallas: aqui el Verano de colores varios, entre estos rios, produce flores. Aqui el álamo cae sobre la cueba.

y los pámpanos cubren los umbrales: vén, y aqueste lugar ameno prueba: deja que olas tan locas, y aguas tales las playas hieran con soberbia nueva, con impetus de golpes desiguales.

Licida.

Dílos, que yo le oi noche serena, que los versos olvido, el són me suena. *Meris*.

Dafnis, ¿ para qué vés antiguos sinos ? mira de Cesar la venerea estrella, estrella, que á los trigos y á los vinos hará en los campos fértiles sola ella: engiere árboles, Dafnis, que tus dinos nietos hán de coger la fruta bella: la edad lo acaba todo, y la vitoria lleva tambien del ánimo y memoria. Siendo mozo, me acuerdo que solía dias enteros pasarseme cantandos de muchos versos la memoria mia se há olvidado del todo, el tiempo andando: la vòz no tiene Meris, que tenia: de los lobos me via primero el vando; pero cosas de tiempos tan diversos te contará Menalcas con los versos. Lícida.

Con tus achaques mi deseo tan dino alargas, y el mar todo, antes sonoro, está en calma, y el viento es yá benino, dí lo que sabes, pues que yo lo ignoro: yá á la mitad llegamos del camino,

P 3

que yá se vé el sepulcro de Bianoro, donde podan las hojas mas espesas los labradores, de las plantas gruesas. Aqui, Meris, por vida tuya y mia, cantemos, los cabritos te descarga, que á la Ciudad haremos nuestra via con mas comodidad, pues yá no es larga: si tenemos temor, que al fin del dia, la noche con alguna pluvia carga, yendo cantando, de tristeza agenos, será el cansancio del camino menos. Porque cantando, sea la via mas corta, yo te quiero aliviar de peso tanto.

Deja aqueso, y agora te reporta, que no es cómodo tiempo de tal canto: hagamos al presente lo que importa, pues sabes en aquesta ocasion quanto los versos en sazon, que mas convenga, cantarémos entónces quando él venga.

#### EGLOGA X.

## Por Christoval de Mesa.

Extremum..... Oncede á mí cantar, sacra Aretusa, ue el último trabajo aqueste sea, y que trate de Galo algo mi Musa: pocos yersos diré, para que lea Licoris propria, y quede al fin confusa, quando lo que escribiere en ellos véa, ¿que quién habrá, quando á tal punto llegue, que versos á su amigo Galo niegue? Así, quando tu dulce agua se alarga al Siciliano mar, tal efecto obre que no mezcle á la tuya su agua amarga, volviendola marítima ó salobre: comienza agora, y de decir te encarga el solícito amor de Galo pobre, y los pimpollos tiernos, entretanto que las cabras pacieren, suene el canto. Las selvas oyen, y responden fieles: Musas, que bosques os tuvieron tanto, ¡Galo de indigno amor muriendo! crueles fuistes, y el Pindo, ni el Parnaso santo, ni Aganipe os detubo, y los laureles, y las matas por él hicieron llanto: lloróle, en hueca peña recostado,

el

el frio Licéo, el Ménalo sagrado. Las ovejas están á la redonda: no les pesa, ni á tí, divino Poeta, te pese, que el ganado corresponda: que Adonis, de belleza tan perfecta, junto á los rios de corriente honda guardó ovejas, qualquier Pastor se inquieta, y á vérle todos siguen su derrota, hasta Menalcas, harto de bellota. Todos preguntan deste amor tan vano: y tambien vino, y dijo el mismo Febo: ¿ por qué estás por Licoris, Galo, insano ? por nieve, y guerras vá trás un mancebo: con su silvestre honor vino á Silvano. con guirnalda de cañas, y de acebo, sacudiendo las sienes, todas llenas de espadañas, y flores, y azucenas. El Dios de Arcadia, Pan, vino de gana, al qual vimos nosotros proprios lleno todo de frutas de color de grana, y dijo: ¿ qué remedio será bueno? No estima amor aquesta furia insana, ni llanto al cruel amor harta, ni al heno el agua, ni el cantueso à las abejas, ni la hoja, ó la flor cabras y ovejas. Mas dice desto el triste, sin embargo: ¡O vosotros de Arcadia los Pastores! en cantar diestros, tomaréis á cargo cantar á vuestros montes mis dolores:

1

¿6 cómo gozaré descanso largo, si vuestra avena dice mis amores! jojalá fuera yo de igual ventura, Pastor, ó vendimiára uva madura! Fuera entónces mi amor Filis, ó Amintas, ó otro alguno; y si Amintas es moreno, violetas son de negro todas tintas, y entre sauces, y viña el sitio ameno: Filis de flores, en color distintas, de sus guirnaldas me tubiera lleno, sobre la verde hierba recostado, y Amintas me cantára de otro lado. Fuentes frias hay aquí por qualquier parte, aquí, Licoris, prados, fértil tierra, toda mi vida aquí pudiera amarte, contigo yá en la selva, yá en la sierra: y agora el loco amor al fiero Marte me entrega, entre armas de enemiga guerra, tú, sin mí sola vés el reyno ageno, la nieve de los Alpes, y el frio Reno. ¿Hay quién creyera tal?; ay! mira el hielo tus tiernos pies no dane, y te dé pena: yo iré á cantar los versos, que hacer suelo del Pastor de Sicilia con la avena: en las cuevas de fieras de este suelo penaré en estos bosques, y esta arena; y en árboles escritos mis amores, quanto crecieren mas, serán mayores. Con las Ninfas del Ménalo entretanto

cercaré y cazaré jabalies fieros; ni del frio el rigor me pondrá espantos los bosques cercarán perros ligeros; vá por asperos montes me adelanto, y atravieso por mil despeñaderos, y gusto (sin de aquesto vérme harto) tirar flechas de Creta en arco Parto. Como si aquesta fuera medicina de mi amor, ó á que Dios, de aquestos males tener supiera compasion benina, que padecen los míseros mortales: de versos yá, ni de poesía divina, ni de las Hamadriades inmortales gusto agora, concedeme tú, selva, que á tu egercicio trabajoso vuelva. No se puede vencer su pertinacia, aunque bebamos de Hebro en medio el hielo, y en el Invierno, por los frios de Tracia, pisemos el mojado humedo suelo: que no podrémos alcanzar su gracia; si bien quanto el tierno olmo desde el Cielo , seca el Cancer allá en la region propia guardemos las ovejas de Etiopia. Al fin vence el amor todas las cosas: rindámonos á amor, que nos sujeta: bien basta por agora, sacras diosas, haber cantado aquesto vuestro Poeta: miéntras sentado en hierbas olorosas, teje cestas de mimbre blanca y prieta,

que vosotras hareis aquestos versos mas grandes, mas sonoros, y mas tersos A Galo, Musas, con razon, á Galo, cuyo amor en mí crece de manera, del tiempo con el cómodo intervalo, qual el álamo crece en Primavera: vámos, que á sombra del enebro es malo cantar, y echa á perder la sementera la sombra: id cabras hartas, id la via de casa, que se vá acabando el dia.

## BARTHOLOMÉ

#### LEONARDO DE ARGENSOLA.

#### EPISTOLA inedita.

Abio, las esperanzas cortesanas prisiones son do el ambicioso muere, v donde al mas astuto nacen canas. Y el que no las limáre, ó las rompiere, mi el nombre de varon há merecido. ni subir al honor, que pretendiere. El ánimo plebeyo y abatido elija en sus intentos temeroso, primero estár suspenso, que caído: Que el corazon entero y generoso, al caso adverso inclinará la frente. antes que la rodilla al poderoso. Mas triunfos, mas coronas dió al prudente, que supo retirarse á la fortuna, que al que esperó obstinada y locamente. Esta invasion prolija é importuna de contrarios sucesos nos espera desde el primer sollozo hasta la cuna. Dejémosla pasar, como á la fiera corriente del gran Betis, quando ayrado dilata hasta los montes su ribera. Aquel entre los Heroes es contado. que

que el premio mereció, no quien le alcanza por vanas consequencias del estado. Peculio propio es yá de la privanza quanto de Austria fue, quando regía con su temida espada, y fuerte lanza. El oro, la maldad, la tiranía del iniquo procede, y pasa al bueno, que espera la virtud, ó que confia. Bene reposa en el materno seno de la antigua Remúlea, cuyo clima te será mas humano, y mas sereno. Adonde, por lo menos, quando oprima nuestro cuerpo la tierra, dirá alguno: blanda le sea, al derramarla encima. Donde no dejarás la mesa ayuno. quando en ella nos falte el pece raro, 6 quando su pabon nos niegue Juno. Busca, pues, el sosiego dulce y caro, como en la oscura noche del ojéo busca el Piloto el eminente Faro: Que si acortas y ciñes tu deseo, dirás, lo que desprecio hé conseguido. que la opinion vulgar es devanéo. Mas quiere el ruiseñor su pobre nido de pluma y leves pajas, mas sus quejas en el bosque repuesto, y escondido, Que agradar lisonjero las orejas de algun Principe insigne, aprisionado en el metal de las doradas rejas.

Tris-

Triste de aquel, que vive destinado á esa antigua colonia de los vicios. aunque de los semblantes desgraciado, Cese el ansia, y la sed de los oficios: se acepta el dón, y burla del intento. el ídolo, á quien hace sacrificios. Iguala con la vida el pensamiento, y no te pasarás de oy á mañana, ni quizá de un momento á otro momento. Casi no tienes ni una sombra vana de nuestra antigua Itálica, y esperas: jó error perpetuo de la suerte humana! Las enseñas Grecianas, las Vanderas del Senado Romano, y Monarquía, murieron, acabando sus carreras. ¿Qué es nuestra vida mas de un breve dia, dó apenas sale el Sol, quando se pierde en las tinieblas de la noche fria? ¿ Qué es mas, que el heno, á la mañana verde, seco á la tarde? ¡O ciego desvarío será que de este sueño me recuerde! Será que pueda vér que me desvío de la vida, viviendo, y que esté unido la corta muerte al siempre vivir mio. Como los rios, en velóz corrida, se llevan á la mar, tal soy llevado al último suspiro de mi vida. ¿ De la pasada edad qué me há quedado? ¿ o qué tengo yo á dicha en la que espero, sin

sin alguna noticia de mi hado? O, si acabase, viendo como muero, de aprender à morir, antes que llegue aquel forzoso término postrero; Antes que á aquesta mies inutil llegue de la severa muerte dura mano, y en la comun materia se la entregue! Pasaronse las flores del Verano: el Otoño pasó con sus racimos: pasó el Invierno con sus nubes, cano: Las hojas, que en las altas selvas vimos, cayeron, y nosotros á porfia con nuestro engaño inmobiles vivimos. Temamos al Señor, que nos envia las espigas del año y la hartura, y la temprana mies y la tardía. No imitemos la tierra, siempre dura á las aguas del Cielo y al arado; ni á la vid, cuyo fruto no madura. ¿Piensas acaso tú, que fue criado el varon para el rayo de la guerra, para sulcar el piélago salado, Para medir el Orbe de la tierra, y el cerco por dó el Sol siempre camina? O, quien así lo entiende, quánto yerra! Esta nuestra porcion alta, y divina, á mayores acciones es llamada, y en mas nobles objetos se termina. Así aquella, que á solo el hombre es dada,

sacra razon y pura me despierta, de esplendor, y de rayos coronada; Y en la fria region, dura y desierta, de aqueste pecho enciende viva llama, y la luz vuelve á arder, que estaba muerta. Quiero, Fabio, seguir á quien me llama, y callando pasar entre la gente, que no afecto los nombres, ni la fama. El soberbio Tirano del Oriente, que maciza las torres de cien codos del cándido metal puro, y luciente, Apenas puede vá comprar los modos del pecar; la virtud es mas barata. ella consigo misma ruega á todos. Mísero aquel, que corre, y se dilata por quantos son los climas, y los mares, perseguidor del oro y de la plata. Un ángulo me falta entre mis lares. un libro, y un amigo, un sueño breve, que no perturban deudas, ni pesares. Esto tan solamente es quanto debe naturaleza al simple, y al discreto, y algun manjar comun, honesto, y leve. No porque así te escribo, hagas conceto que pongo la verdad en egercicio, que aun esto fue dificil á Epicteto. Basta que empiece á aborrecer el vicio, v del camino enseñe al que es modesto: despues le será el Cielo mas propicio. DesDespreciar el deleite no es supuesto de sólida virtud, que aun el vicioso en si propio le trata de molesto. Mas no podrás negarme quán forzoso este camino sea al alto asiento. morada de la paz y del reposo. No sazona la fruta en un momento aquella inteligencia que mensura la duracion de todo á su talento: Flor la vimos primero, hermosa y pura: luego materia acerva y desabrida; y perfecta despues, dulce, y madura. Tal la humana prudencia es bien que mida, y comparta, y compense las acciones, que han de ser compañeras de la vida. No quiera Dios, que siga los varones que moran nuestras plazas macilentos, de la virtud infames Histriones, Esos inmundos, trágicos, y atentos al aplauso comun, cuyas entrañas son infectos, y oscuros monumentos. Que calada, que pasa á las montañas el aura, respirando blandamente, que jarrula sonante por las cañas, Que muda la virtud por el prudente, que redundante altera de ruido por el vano ambicioso, y aparente. Quiero imitar al pueblo en el vestido, en las costumbres solo á los mejores,

şip

sin presumir de roto, ó mal ceñido. No resplandezca el oro, y las colores en nuestro trage, ni tampoco sea: igual al de los dóricos cantores. Una mediana vida yo posea, un estilo comun, y moderado, que no le note nadie que le véz. En el plebeyo barro mal tostado. hubo quien bebió tan ambicioso como en el vaso múrino preciado. Y alguno tan ilustre y generoso, que usó, como si fuera plara neta, de cristal transparente y luminoso. Si en la templanza viste tú perseta alguna cosa, ó muerta ó encallada. como sueles venir en la saeta. No la tonante máquina preñada de fuego y de reacor, que no es mi puerta de doblados metales fabricada. Ansi, Fabio, me muestra descubierta su esencia la verdad, y el alvedrio con ella se compone y se concierta. No te burles de mí, quando confio, ni al arte de decir vana y pomposa el ardor atribuyas de este brio. Es, por ventura, menos poderosa que el vicio la virtud, ó menos fuerte? no la arguyas de flaca y temerosa. La codicia, en las manos de la suerte,

y la ambicion se rie de la muerte.
¿ No serán siquiera tan osadas
las opuestas razones, si las miro
de mas ilustres genios ayudadas?
Yá, dulce amigo, huyo, y me retiro:
de quanto simple amé rompi los lazos:
vén y verás al grande fin que aspiro,
antes que el tiempo muera en nuestros brazos.



### DEL MISMO AUTOR.

#### EPIGRAMA.

Uatro dientes te quedaron (si bien me acuerdo); mas dos, Elia, de una tós volaron, los otros dos de otra tós. Seguramente tosér puedes yá todos los dias, pues no tiene en tus encias la tercera tós que hacer,

(234)

## AMINTA, FABULA PASTORAL DE

## TORQUATO TASSO,

**TRADUCIDA** 

Por D. Juan de Jauregui.

PROLOGO.

AMOR
En babito pastoril.

Uién creyera, que en esta humana forma, y asi en estos despojos pastoriles estaba oculto un dios? no un dios agora selvaje, ó de la plebe de los dioses, mas entre los celestes, y los grandes, el de mayor poder: que muchas veces derriba á Marte la sangrienta espada de la robusta mano; y á Neptuno, que las tierras combate, el gran Tridente: y los rayos á Júpiter supremo. En este aspecto, y en aquestos paños no reconocerá tan facilmente mi madre Venus al Amor su hijo:

esme forzoso andar huyendo della, y disfrazarme así, porque ella quiere disponer á su gusto de mis flechas, y de mí mismo; y de ambicion movida, qual liviana muger, me insiste, y lleva á las ilustres Cortes, y los Cetros, y alli procura, que mi fuerza emplee: y solo al vulgo de ministros mios (mis menores hermanos) dá licencia que puedan alojarse entre las selvas, y usar las armas en silvestres pechos. Yo, que no soy criatura, aunque mi rostro lo representa, y mi ademán travieso. quiero usar de mis armas á mi gusto, v disponer de mí segun mi antojo, que a mí fue concedido, y no a mi madre, el fuego omnipotente, y arco de oro. Por esto, disfrazandome, y huyendo, no su imperio, que en mi no tiene alguno, mas los ruegos, que al fin siendo de madre tienen fuerza; me escondo entre las selvas, y en las cabañas de la gente humilde. Ella me sigue y busca, prometiendo á quien me manifieste un dulce abrazo, 6 algun premio mayor, qual si no fuese yo poderoso para dár en cambio regalos semejantes, ó mayores, á quien me encubra de ella: esto á lo menos de cierto sé, que los alhagos mios

á

á las doncellas les serán mas gratos, (si yo, que soy Amor, de amor entiendo) asi me busca de ordinario en vano: que nadie quiere revelarme, y callan. Pues por estár aun mas oculto, y que ella. no pueda descubrirme por las señas, dejé las alas, el aljaba y arco; mas no por eso vengo desarmado, que aquesta, que parece simple vara, es mi encendida hacha, transformada, y toda espira llamas invisibles: tambien aqueste dardo, aunque no tiene la punta de oro, es de divino temple. y dó quiera, que pica, amor imprime. Oy hé de hacer una profunda herida, no menos incurable al duro pecho de la mas cruda Ninfa, que en los campos siguió jamás el coro de Diana. Será tan grande llaga la de Silvia (que este es el nombre de la Ninfa fiera) como una que yo hice, habrá algun tiempo, al tierno pecho del zagal Aminta, quando los dos de un modo pequeñuelos, él por el campo á caza la seguia; y porque el golpe en ellas mas encarne, esperaré que la piedad primero ablande el duro hielo, que apretado al rededor del corazon le há puesto la honestidad, y virginal decoro,

y en el instante mismo, que lo sienta, algo mas tierno, lanzaréle el dardo. Pues para egecutar cómodamente mi empresa noble, ir quiero á entremeterme, envuelto con la turba de Pastores, que todos festejantes, coronados aquí se juntan yá, donde los dias solemnes gastan en soláz y fiesta, y fingiré ser uno de su esquadra. En este puesto, en este haré mi golpe, que no le puedan vér mortales ojos: oy estas selvas en mahera nueva se oirán hablar de amor : oy ha de vérse 🔞 que aqui presente mi deidad asiste, ella en sí misma, y no en ministros suyos: inspiraré sentido noble y puro á los rústicos pechos, y en sus lenguas pondré un estilo dulce, y delicado, pues en qualquera parte que yo asista soy amor en efeto; en los Pastores no menos que en los Héroes poderoso: y la desigualdad de los sugetos como me place igualo: esta es la suma gloria que alcanzo, el gran milagro mio, que suelo hacer las rústicas zampoñas, á la lira mas docta semejantes. Y si mi madre, que desdeña el vérme andar errando por agrestes bosques, esta verdad no reconoce acaso;

ella es ciega, no yo, que falsamente usa llamarme ciego el ciego vulgo.



# ACTO PRIMERO.

SCENA I.

DAFNE.

SILVIA.

Dafne.

Uerrás, Silvia, en efeto, sin los placeres de la hermosa Venus pasar tus verdes, y floridos años? ni oirás el dulce nombre de madre, ni verás los tiernos hijos con apacible juego rodearte? muda, muda de intento, simplecilla de tí, que no te entiendes.

Silvia

Siga otra los contentos amorosos, si es que hay en el amor algun contento: yo desta vida gusto; y mi deleite es atender al arco, y la saeta, seguir la fiera fugitiva, y luego aterrar combatiendo la mas bravat y miéntras no faltaren al bosque fieras, y á la aljaba flechas; á mí no temo que placeres falten.

Desabridos placeres por cierto, y vida en todo desabrida, que si agora te agrada, es por no haver probado otra ninguna. Asi la gente, que habitó primero en el Mundo, que aun era simple infante, tubo por dulce, y buen mantenimiento agua, y bellotas: yá bellotas, y agua es manjar, y bebida de animales, por ser puestas en uso uvas y trigo. Tú, por ventura, si una vez gustases qualquier mínima parte del contento que goza un corazon amante, amado, dijeras suspirando arrepentida: todo el tiempo se pierde, que en amar no se gasta: ó mis pasados años, quantas prolijas noches, quántos silvestres solitarios dias hé consumido en vano, que pudiera ocuparlos en estos amorosos pasatiempos! muda, muda de intento, simplecilla de tí, que no te entiendes, y arrepentirse tarde importa poco. Silvia.

Quando yo arrepentida, suspirando esas palabras diga,

que tú finges, y adornas á tu gusto, ácia sus fuentes volverán los rios, huirá el hambriento lobo del cordero, el galgo de la liebre: amará el oso el mar profundo, y el delfin los Alpes. Dafne.

Conozco yá la juventud esquiva: asi, qual eres tú, tambien yo he sido: asi tambien gocé de gentileza, de rostro hermoso, y de cabello rubios asi tube, qual tú, los labios rojos, y en mis llenas megillas delicadas mezclada asi con el jazmin la rosa: acuérdome, que solo era mi gusto (¡qué simple gusto!) componer las redes, armar con liga la una, y otra mata, dár nuevos filos en la piedra al dardo, y acechar de las fieras en el bosque la cueva, y huellas; y si vez alguna era mirada de lascivo amante, volvia la vista, rústica y salvage, al suelo, con verguenza desdeñosa, desplaciéndome entonces la hermosura tanto, como á los otros agradaba, qual si fuera mi culpa, ó mi deshonra el ser vista, querida, y deseada. ¿Mas qué no puede el tiempo? ¿ y qué no puesirviendo, mereciendo, y suplicando, de, hacer un importuno, y fiel amante?

vencida fui (yo lo confieso) y fueron del vencedor las armas, humildad, y continuo sufrimiento, llanto, suspiros, y piadosos ruegos. Mostrôme, en fin, entônces la oscura sombra de una breve noche lo que la luz de mil enteros dias en largo tiempo no me habia mostrado. Reprehendime entónces de mi engaño y simple ceguedad, y suspirando, con voz alegre, dije: toma allá Cintia tu bocina, y arco, que desde aqui renuncio tu aljaba, flechas, egercicio, y vida. Así tambien espero, que tu Aminta llegue á domesticar en algun dia esa tu condicion rústica y dura, y ablande: en ese pecho. el intratable corazon de acero. ¿ No es un gentil mancebo? ¿ no te quiere ? ¿ acaso no es querido de otras Ninfas? ¿te deja á tí por el amor de alguna? ¿ó por el odio tuyo? ¿ pues en nobleza acaso le 'aventajas? si tú eres hija de Cidipe, y esta nació del dios de nuestro noble rio; él de Silvano es hijo, cuyo padre fue Pan, aquel gran dios de los Pastores. No menos que tú bella (si te miras

al espejo tal vez de alguna fuente)
la cándida Amarilis, y él desprecia
sus afables caricias,
y sigue tus desprecios desdeñosos.
Haz cuenta (y quiera el cielo que sea vana)
que él, de tí desdeñado al fin procura
agradarse de aquella que lo adora:
¿ qué sentirás me dí? ¿ con quáles ojos
verás tu amante con ageno dueño,
y yá en agenos brazos
feliz y alegre, estár de tí burlando?
Silvia.

Haga Aminta de sí lo que gustáre, y de su amor, que á mí me importa poco, y como no sea mio; de quien quisiere sea, mas no será (no le queriendo) mio, y aunque él lo fuese, yo no sería suya.

Dafne.

¿ De dónde nace tu aborrecimiento?

De su amor solamente.

Dafne.

Padre apacible de hijo riguroso: ¿ quándo se vió del corderillo manso nacer el tigre, ni del cisne el cuervo? ó á mí, Silvia, me engañas, ó á tí mesma. Silvia.

Aborrezco su amor, porque aborrece

su amor mi honestidad: y amélo en tanto que de mí quiso lo que yo queria.

Defne.

Tú quieres lo peor, y él te desea lo que á sí mismo.

Silvia.

Tú, mi Dafne, calla,

6 habla de otra cosa, si pretendes que te responda.

Dafne.

¡Qué desapacible! ¡qué soberbia rapaza! dime al menos; si otro alguno te amára, ¿ admitieras su amor de esa manera?

Silvia.

De aquesta misma admitiré á qualquiera insidiador de mi virgineo pecho, que tú llamas amante, y yo enemigo.

¿ Juzgas por enemigo,
por ventura, el carnero de la oveja,
el toro de la baca?
¿ juzgas por enemigo
al caro esposo de su tortolilla?
¿ juzgas por tiempo acaso
de enemistad, y enojo
la dulce Primavera,
que agora alegre, y verde
enseña á amar el mundo, y animales,

los hombres, y mugeres? ¿ y no adviertes cómo todas las cosas. en este tiempo están enamoradas 👵 de un amor apacible, y provechoso? mira alli aquel palomo con qué dulces arrullos y caricias besa á su compañera: oye aquel ruiseñor, de ramo, en ramo. como salta cantando, yo amo, yo amo. Pues la culebra (si es que no lo sabes) deja el veneno, y corre fervorosa al amante: siente de amor el tigre; ama el bravo Leon: tú sola, fiera mas que las fieras todas, le niegas en tu pecho acogimiento. Mas qué digo leon, serpiente, y tigre, que tienen sentimiento? tambien aman los árboles, y plantas. Mirar puedes la vid, con quánto afecto y con quántos abrazos repetidos á su marido enlaza. Ama un abeto al otro: el pino al pino, el fresno al fresno: el sauce por el sauce, y una por otra haya arde y suspira. Aquella grande encina, que parece tan áspera y salvage, siente tambien el amoroso fuego; y si tubieras tú de amor sentido,

bien

bien sus mudos suspiros entendieras: ¿ qué has de ser en efeto para menos que las plantas huyendo ser amante? muda, muda de intento, simplecilla de ti, que no te entiendes. Silvia.

Pues bien, quando á las plantas oyere los suspiros, digo que entónces quiero ser amante.

Dafne.

Tú recibes á burla mis consejos fieles, y asi con mis palabras juegas. ¡O, en amor sorda, quanto boba, y necia! mas anda, vendrá tiempo, en que de veras de no haberlos seguido te arrepientas: y no te digo quándo irás huyendo las fuentes donde agora te deleitas, quándo huirás las fuentes por el miedo de vérte yá tan arrugada, y fea; bien que esto te avendrá; mas no te anuncio esto solo, que aunque es tan grave daño, es daño al fin comun: ¿ no te se acuerda lo que Elpino contaba el otro dia, el sabio Elpino, á su Licori hermosa? la que en Elpino puede con los ojos lo que él debiera en ella con el canto, quando el deber en el amor se hallára, pues lo contaba oyendo Bato y Tirsi, de amor grandes maestros, en la cueva

de la Aurora, dó encima de la puerta escrito está: lejos de aqui profanos. El dijo (y dijo que se lo habia dicho aquel de ingenio grande, que cantó los amores, y las armas, cuya zampoña le dejó muriendo) que hay una oscura cueva en el infierno. allá donde los hornos de Aqueronte exalan negro humo abominable: y que en aquesta, con tormento eterno. de llanto y de tinieblas espantosas, son castigadas merecidamente las mugeres ingratas y rebeldes. Aguarda, pues, que allí se te apareje alvergue á tu fiereza, y será justo que saque el humo llanto de unos ojos. dó la piedad jamás pudo sacarlo: sigue, sigue tu estilo, desconocida Ninfa, y obstinada. Silvia.

¿ Y qué le respondió Licori entônces á tales cosas?

Dafne.

Tú del propio hecho nada cuidas, é inquieres los agenos: con los ojos le dió respuesta.

Silvia.

¿ Cómo

responder pudo con los ojos solos ?

Dafne.

Ellos, á Elpino vueltos, respondieron con una dulce risa: tuyos somos, y el mismo corazon de la que miras: ni mas debes pedirle, ni mas te puede dár, y esto bastára por muy cumplido premio al casto amante, quando él aquellos ojos juzgára verdaderos, como bellos, y entera fé les diera.

Silvia.

¿Y por qué no los cree? Dafne.

¿ Luego no sabes
lo que Tirsi escribió, quando perdido
sin seso, ardiendo, andubo por los campos
de tal manera, que á la par movia
piedad, y risa en Ninfas, y Pastores?
No fue lo que escribió digno de risa;
sí bien sus hechos, como vés lo fueron:
él escribió mil troncos, y con ellos
creció la letra juntamente, y versos,
donde me acuerdo haber asi leído:
Falsas lumbres, espejos engañosos
del triste corazon, bien os conozco,
y los engaños vuestros; ¿ mas qué importa
si Amor impide que de vos me aparte?

Silvia.
Yo estoy perdiendo el tiempo aqui en palabras,
R sin

sin acordarme que es el dia prescrito que habemos de ir á la ordenada caza del Encinal: si te parece, Dafne, me espera en tanto que en la fuente lavo el polvo, de que estoy toda cubierta desde ayer, por seguir un presto gamo, que al fin pude matar.

Dafne.

Esperaréte, y aun yo quizá me bañaré contigo; mas quiero ir antes á mi casería, pues hasta agora no parece tarde: espérame en la tuya, iré á buscarte, y en tanto piensa tú lo que te importa mas que la fuente y caza; y si no sabes, cree que no sabes, y á los sabios cree,



#### SCENA II.

### AMINTA.

TIRSL

Aminta:

E visto al llanto mio
el mar las piedras responder piadosas
y suspirar las hojas
he visto al llanto mio;
mas no he visto jamás, ni vér espero
compadecerse mi enemiga bella
(que no sé si muger la nombre ó fiera)

pero yá niega ser muger humana la que piedad me niega, no habiéndola negado hasta la dura inanimada piedra.

Tirsi.

Pace el cordero la menuda hierba, y el lobo se alimenta del cordero, mas el Amor de lágrimas se ceba, y sin jamás mostrarse satisfecho.

Aminta.

¡ Ay triste! que el Amor bien satisfecho está yá de mi llanto: solo tiene sed de mi sangre, y quiero que mi sangre él, y mi ingrata con los ojos beban.

Tirsi.

Ay, Aminta infeliz! ¿ qué devanéas? ¿ qué estás diciendo? esfuerzate, y conforta, que otra Ninfa hallarás, si te desprecia esta cruel.

Aminta.

¿ Cómo podré hallar otra, si hallarme á mí no puedo? y si yo mismo me perdí, ¿ qué ganancia adquiriré jamás, que me contente? Tirsi.

¡ O mísero zagal! no desesperes, que adquirirás la misma que deseas: sabe que el tiempo largo enseña al hombre poner freno al Leon, y Tigre hircana.

R 2

Amin-

(250)

Aminta.

Sí; pero el desdichado no puede largo tiempo sostener la tardanza de su muerte.

Tirsi.

Será breve tardanza, porque en breve se enojan las mugeres, y se aplacan, á quien naturaleza hizo mudables mas que la hoja al viento, y que la punta de blanda espiga. Pero yo te ruego, que de lo oculto de tu triste estado me dés noticia; que si bien me has dicho diversas veces, que de veras amas, la causa de tu amor siempre callaste: y mi fiel amistad pienso merece con el comun estudio de las Musas, que me descubras lo que á todos zelas.

Aminta.

Tirsi, yo soy contento de decirte lo que las selvas, montes, y los rios yá saben, y los hombres no lo saben, porque yá estoy tan cerca de mi muerte, que me importa dejar quien manifieste de mi morir la causa, y que la imprima en la corteza de una haya infausta, junto al lugar dó yacerá mi cuerpo, donde tal vez pasando aquella ingrata, huelgue pisar los infelices huesos con el soberbio pie, y entre sí diga:

### (251)

este es mi triunfo; y de mirar se alegre, que yá es patente su vitoria á todos los Pastores vecinos, y estrangeros, que alli traiga la suerte; y ser podria (mas mucho espero) se llegase un dia que ella, aunque tarde, de piedad movida, llorase muerto al que quitó la vida, diciendo ¡ó yá viviese, y fuese mio! mas oye agora.

Tirsi.

Dí, que bien te escucho, quizá con mejor fin, que tú no piensas. Aminta.

Siendo yo zagalejo, tanto, que apenas con la tierna mano podia alcanzar de las primeras ramas en los pequeños árboles el fruto, tube pura amistad con una Ninfa, la mas amable, y bella que al viento dió jamás sus hebras de oro: bien conoces la hija de Cidipe y del rico Montano, Silvia cara, honor de nuestras selvas, y ardor de nuestras almas: de esta digo. viví con esta un tiempo, tan unido, que entre dos tortolillas mas conforme fidelidad, ni se verá, ni ha visto: eran nuestros alvergues bien juntos, pero mas los corazones:

R<sub>3</sub>

conformes las edades, pero los pensamientos mas conformes: con ella muchas veces tendí la red á pajaros, y á peces: segui con ella el ciervo, el velóz gamo, y era comun la caza, y el contento. Mas miéntras de animales hacia presa, sin saber cómo, fuí yo mismo preso: poco á poco nació en el pecho mio no sé de qué raiz (como la hierba que suele de sí misma ella nacerse) un incógnito afecto. que mi deseo movia á vér siempre delante mi compañera Silvia. v de sus bellos ojos solía gustar una dulzura estraña. que al fin dejaba un no sé qué de amargo: mil veces suspiraba, y no sabía quál fuese la ocasion de mis suspiros: de manera, que fui primero amante, que al amor conociese: vine al cabo bien á entenderlo; mas el modo escucha y nota como fue.

Tirsi.
Debe notarse.
Aminta.

De un álamo á la sombra Silvia, y Filis y yo junto con ellas,

hu-

huvendo el Sol estabamos un dia. quando una abeja, que ligera andaba su miel cogiendo en los floridos prados, á Filis fue volando, y en la megilla hermosa, mas fresca y mas rosada que la rosa, á nuestros ojos le picó atrevida (quizá engañada con la semejanza, creyo que fuese flor): entonces Filis, como impaciente, comenzó á quejarse de la aguda picada; pero mi bella Silvia dijo, calla, calla, no te lamentes Filis mia, que con palabras, que yo sé de encanto te quitaré el dolor: este secreto supe de Aresia maga, y le dí en trueco mi cuerno de marfil, y engaste de oro. Esto diciendo avecinó los labios de aquella dulce boca á la megilla herida, y blandamente murmurando dijo no sé qué versos, y al momento ( maravilloso efecto ) sintió Filis quitarsele el dolor: ó fue la fuerza y virtud de las mágicas palabras, 6, como yo presumo, la virtud de la boça. que sana lo que toca. Pues yo, que hasta entónces otra ninguna cosa deseaba,

ŀ

que la agradable lumbre de sus ojos, v sus palabras dulces, mas suaves que el lento murmurar de un arroyuelo. que rompe el curso entre menudas guijas, y el resonar de zéfiro en las hojas; entónces me encendió nuevo deseo de juntar á los suyos estos labios: y con mayor astucia, y mas aviso que nunca habia tenido (mira quánto el amor sutiliza nuestro ingenio) se me ofreció un engaño, con que en breve llegar pudiese á conseguir mi intento: y fue de esta manera, que fingiendo me habia picado otra molesta abeja el labio bajo, comencé á quejarme de suerte, que el remedio que la lengua no demandaba, el rostro le pedia. La simplecilla Silvia. piadosa de mi mal, se ofreció luego con el remedio á la engañosa herida, y hizo (; ay cielo!) mucho mas crecida y mas mortal mi herida verdadera, quando llegó sus labios á los mios: no suelen las abejas coger tan dulce miel de flor alguna, como yo entónces de sus frescas rosas, aunque el vivo deseo. que ardiente me incitaba á humedecerlas, se abstubo de temor y de vergüenza, siensiendo mas lento, y menos atrevido: mas miéntras descendia al corazon la gran dulzura; mixta de un secreto veneno, tanto regalo deste bien sentia, que fingiendo no habérseme del todo pasado aquel dolor, hice de suerte, que ella mas veces repitió el encanto. De allí adelante de manera andubo creciendo mi impaciencia, mi deseo, que como vá en el pecho no cupiesen, por fuerza hubieron de salir; y un dia, que en cerco se sentaban muchas Ninfas y Pastores, haeiendo un juego nuestro, que cada uno por órden le decia en la oreja un secreto al mas vecino; le dixe á Silvia: yo por tí me abraso, y moriré si tú no me remedias. A estas palabras inclinó su rostro, y de improviso le tinó de rojo, dando señales de verguenza y rabia. No tube otra respuesta, que un silencio mudo, turbado, y lleno de amenazas: quitóse de alli luego, y nunca quiso mas hablarme, ni vérme. Y yá tres veces ha el segador cortado las espigas, y tantas el Hivierno ha despojado los verdes bosques de sus frescas hojas, v todos los caminos he tentado

por aplacarla, fuera de la muerte: morir me falta en fin por aplacarla, y moriré en buen ora como entienda que he de causarle sentimiento, 6 gozo ni sé qual quiera mas destas dos cosas: bien fuera la piedad mas rico premiode mi fé verdadera. y mayor recompensa de mi muertet mas no debo querer cosa, que turbe la luz serena de sus ojos bellos, ni que moleste aquel hermoso pecho.

Tirsi.

Es posible que Silvia, si te oyese palabras semejantes, no te amase? Aminta.

No lo sé, ni lo creo; mas huye mis palabras, qual Aspid el encanto.

Tirsi.

Pues confia;

que el corazon me dice, que he de ser poderoso à que te escuche. Aminta.

O nada alcanzarás, ó quando alcances al fin que yo la hable. yo sé que nada he de alcanzar hablando.

Tirsi.

¿ Por qué asi desesperas?

### Aminta.

Desespero
ton justa causa, porque el sabio Mopso
yá me pronosticó mi dura suerte:
Mopso, que entiende el canto de las aves,
la virtud de las hierbas, y las fuentes.

Tirsi.

¿ De quál Mopso me dices? ¿ del que tiene en la lengua melosas las palabras, un amigable término en los labios, y engaños, y traiciones en el pecho? ora está de buen ánimo, que todos los pronósticos suyos infelices, que entre ignorantes vende con su falsa severidad, jamás tienen efecto, y de experiencia sé lo que te digo: antes por eso solo, que él te anuncia, me atrevo á asegurarte un fin dichoso en tus amores.

#### Aminta.

Pues si sabes cosa que aliente mi esperanza, no la calles. Tirsi.

Dirétela en buen ora : á los principios, que me trajo la suerte en estos bosques, ese hombre conocí, del qual juzgaba lo que tú juzgas : una vez, en tanto, me vino gusto de ir donde su asiento tiene la gran Ciudad cerca del rio; y primero, tratándolo con este. me dijo asi : tú irás á la gran tierra, donde el astuto vulgo, y cortesanos soberbios é insolentes, muchas veces hacen pesadas burlas de nosotros. como de gente rústica y salvage; asi, vé sobre aviso, no te acerques mucho á las sedas de color, ni al oro, nuevos trages, divisas, ni penachos; y sobre todo guárdate no veas, por mala suerte, 6 juvenil descuido, la casa de los chismes y las charlas: huye aquel encantado alojamiento. ¿Qué puesto es ese? pregunté; y él dijo: aqui habitan las magas, que encantando hacen que se trasoyga, y se trasvéa: lo que parece de diamante y oro, es vidrio y cobre: aquellas ricas arcas, que juzgarás muy llenas de tesoro, espuertas son de viles trastos llenas: aqui están las paredes con grande arte, que hablan y responden al que habla, y no responden la palabra escasa, qual eco suele por las selvas nuestras; mas la replican toda entera, entera y aun aumentada de lo que otro dice: hasta las sillas, mesas, y las bancas, los escaños, las camas, las cortinas, y el mas adorno de la casa, todos

tienen su lengua y voz, y siempre gritan: las charlas, en figura de rapazas, andan triscando, que si entrase un mudo, un mudo á su despecho charlaría; mas este es, hijo, el mas ligero daño que te avendrá: tú puedes transformado quedar en sauce, en fiera, en agua, ó fuego, agua de llanto, y fuego de suspiros. Asi me dijo, y yo me fui con este pronóstico infeliz á mi Ferrara; y como quiso Dios benigno, acaso un dia, pasé por el feliz alvergue, de donde dulces y canoras voces salian de Cisnes, Ninfas y Sirenas: de Sirenas celestes, y salia un blando, y claro son, con tal dulzura, que atónito, gozando y admirando, embebecido me paré un gran rato. Estaba encima de la puerta un hombre de semblante magnánimo y robusto, como por guarda de tan gran belleza, del qual, segun pude entender, se duda si es mejor Capitan, que Caballero: él, con afable y grave cortesía, siendo un ilustre Principe, yo humilde bajo Pastor, me convidó á que entrase. ¡O lo que ví! ; lo que sentí yo entónces! Yo ví celestes Dioses, Ninfas bellas, nuevas lumbres purisimas, y Orfeos,

v otros hallé tambien sin velo, 6 nube: la Aurora vi, qual suele aparecerse ante los inmortales, esparciendo sus rayos de oro, y su rocio de plata: ví fecundando relucir en torno á Febo, y á las Musas, y acogido Elpino entre estas; y en aquel instante sentí mas grande hacerme de mí mismo, lleno de gran virtud, lleno de nueva deidad: Iuego cantando Héroes, y guerras desdené el pastoril rústico verso. Y aunque despues por gusto ageno vine otra vez á las selvas, no por eso dejé de sostener alguna parte de aquel altivo espíritu: no suena yá mi zampoňa humilde qual solía, sinó con voz mas alta y mas sonora, émula de la trompa, hinche las selvas. Despues oyóme Mopso, y con malvada vista mirando, me aojó, que ronco vine à quedar, de que callé gran tiempo: pensaban los Pastores, que me hubiese el Lobo visto, y era Mopso el Lobo. Esto te he dicho, porque entiendas quánto crédito debe dárse á lo que dice: tú, Aminta, puedes esperar sin duda, por solo que este quiere que no esperes. Aminta.

Mucho me alegra todo lo que cuentas:

á tí el cuidado, Tirsi, te remite desta mi vida:

Tirsi.

Yo tendré el cuidado, y tú me espera aqui dentro de un ora.



### CORO DE PASTORES.

Bella Edad del Oro venturosa! no porque miel el bosque distilaba. y de las fuentes leche se vertia; no porque dió sus frutos abundosa la tierra, que al arado no tocaba, ni venenosa sierpe consentia; no porque relucia sin tristes nubes el sereno cielo, y siempre era templada primavera, que ya no persevera, mas la destemplan el calor y el hielo, ni llevo nave à la estrangera tierra la vil codicia, ó la sangrienta guerra. Mas solo porque entónces este vano, vano y fingido nombre sin sugeto. este idolo de errores engañoso, á quien la urbanidad, y el vulgo insano llamó despues honor, y es en efeto de la Naturaleza opuesto odioso:

no mezcló malicioso su afán en los dulcísimos amores. ni de su dura ley tan importuna tubo noticia alguna aquella libre esquadra de amadores; mas de una natural, que consentia fuese lícito aquello que placia. Entónces por el agua, y por las flores iban con dulces bayles retozando, los Cupidillos sin aljaba ó lazo: sentábanse las Ninfas y Pastores, caricias mil al razonar mezclando. y á las caricias uno y otro abrazo: de velo, ni embarazo jamás cubrió sus rosas encarnadas la Pastorcilla, ni la pura frente, desnudo juntamente su blanco pecho, y pomas delicadass y á menudo en el agua detenida triscar se vió el amante, y su querida. Tú, honor, fuiste el primero que negaste: la fuente de deleites tan copiosa, y la sed amorosa la escondiste; tú á los hermosos ojos enseñaste á encubrir en sí mismos temerosa la viva luz, que en su belleza asiste: tú en redes recogiste las hebras de oro, que trataba el viento; y tú pusiste el ademán esquivo

al proceder lascivo: freno á la lengua, y arte al movimientos efecto (ó vil honor) es solo tuyo, que el dón de Amor se llame hurto suyo. Y suelen ser tus célebres hazañas las penas del que oprimes á tus leyes; mas tú, señor de la Naturaleza y del Amor: tú, que sujetas Reyes, ¿ qué pretendes oculto entre cabañas donde caber no puede tu grandeza? allá con la nobleza te vá á turbar el sueño al preminente: deja sin tí nuestros humildes pechos en limitados techos vivir al uso de la antigua gente. Amemos, que no hay tregua diferida entre los tiempos y la humana vida. Amemos, que Sol muere, y luego nace: á nosotros se esconde y se deshace la breve luz del dia, y el sueño eterna noche nos envia.



## ACTO SEGUNDO.

### SCENA I.

### SATIRO sole.

E S pequeña la abeja por estremo, y con sus breves armas, quando pica hace molesta, y grave la herida: ¿ mas qué cosa tan breve y tan pequeña come el Amor, que en todo breve espacio entra, y se esconde? yá en la sombra escasa de unas pestañas, yá entre las primeras sutiles hebras de un cabello rubio, yá en los hoyuelos de una dulce risa: y en pequeñéz tan mínima, le vemos hacer mortales incurables llagas. Triste de mi, que es todo llaga y sangre mi corazon y entrañas; y mil dardos puso el Amor en los ayrados ojos. de Silvia. Crudo Amor, ingrata Silvia, mas cruda, y mas ingrata que las selvas: ó cómo te compete el nombre, y cómo quien tal nombre te puso lo entendia! la selva encubre al oso, tigre, y sierpe en su arboleda verde; y tú en el pecho escondes impiedad, soberbia, y odio, fieras mayores, que oso, tigre, y sierpe:

que aquellas suelen aplacarse, y estas no se aplacan por dádivas, ni ruegos: tú quando te presento flores nuevas, esquiva las desprecias, por ventura, viendo en tu rostro mas hermosas flores: pues si te traygo las manzanas frescas, tú las desdeñas arrogante, acaso porque en tu pecho las verás mas bellas: quando te ofrezco los panales dulces, altiva los ultrajas, por ventura por ser mas dulce miel la de tus labios. Mas si no puede dárte mi pobreza cosa que no haya en tí mas dulce y bella, á mí mesmo te doy: ¿ por qué desprecias y aborreces el dón? que no merezco ser despreciado, si en el mar tranquilo bien me miré quando callado el viento, sus claras ondas serenaba un dia: este mi rostro de color sanguino, estas anchas espaldas, estos brazos de duros nervios, mi cerdoso pecho, y vedijudos muslos, son indicio de mi viril, y poderoso esfuerzo. ¿Qué piensas tú hacer destos donceles, apenas florecido el blando bozo en sus megillas? ¿que con arte y cuenta disponen su cabello limpio y crespo? mugeres son aquestos en semblante y en obras: dile á alguno que te siga

por selva y monte, y que por ti combata contra el valiente jabalí, y el oso. No soy, pues, malo yo, ni tú me dejas por la forma que tengo, sinó solo por mi pobreza: en fin, las caserías siguen de las Ciudades el egemplo: sin duda alguna el siglo de oro es este, pues solo vence el oro, y reyna el oro. O tú, quien fuiste el inventor primero de vender el amor! maldita sea tu enterrada ceniza, y huesos frios, y no alcancen jamás Pastor ó Ninfa, que pasando les diga: hayais descanso: mas los bañe la pluvia, y mueva el viento, y con inmundo pie todo ganado los huelle: tú primero envileciste la nobleza de Âmor, y su dulzura alegre convertiste en amargura. Amor vendible, Amor siervo del oro, es el monstruo mas vil y abominable que el mar y tierra engendran y producen. Mas para qué me quejo al ayre en vano? usa las armas cada qual, que expuestas le dió naturaleza á su defensa: usa los pies el ciervo, el leon las garras, el jabalí el colmillo; asi son armas de la muger beldad y gentileza: ¿ pues cómo yo al presente no me valgo de mi ferocidad para defensa

đe

de mi salud, pues la naturaleza apto me hizo á la violencia y robo? yo me quiero robar lo que me niega esta enemiga, y al Amor ingrata; pues como agora me contó un Cabrero. que sabe sus costumbres, ella suele refrescarse amenudo en una fuente. y me enseñó el lugar: pienso esconderme en él, entre los cespedes y ramas, aguardando á que venga; y como véa buena ocasion, me arrojaré trás ella. ¿ Qué puede contrastar una mozuela con la débil carrera, o con los brazos contra mí, tan ligero y poderoso? llore, suspire, oponga toda fuerza de piedad ó hermosura: que si puedo revolver esta mano á su cabello. de alli no irá, sin que primero tiña por venganza mis armas de su sangre.



#### SCENA II.

#### DAFNE.

TIRSI.

Dafne.

Como te dije, Tirsi, yá yo via
que Aminta amaba á Silvia, y sabe el cielo
como le hecho siempre buen oficio,

y agora con mas gusto he de hacerle, porque los ruegos tuyos intervienen; mas antes me arreviera (te prometo) á domar un novillo, un tigre, un oso, que una rapaza de estas, simple y boba, tan boba como bella, que no advierta quán ardientes y agudas son las armas de su belleza, y con el llanto y risa á muchos mate, y del herir no entienda.

¿ Qué muger hay tan simple, que en saliendo de las mantillas, yá no aprenda el arte de contentar, y parecer hermosa, de matar agradando, y saber quáles armas pueden herir, y quáles matan, y quáles dán salud, y resucitan?

Dafne.

¿Quién es maestro de tan grandes artes?

Tirsi.

Tú finges y me tientas: el que enseña el canto y vuelo á las ligeras aves, el nadar á los peces, el encuentro á los carneros, á los bravos toros usar del cuerno, y al pabon soberbio tender la pompa de bizarras plumas.

Dafne.

¿ Quál es el nombre suyo?

Tirsi.

El nombre es Dafne.

Daf-

(269) Dafrie.

O falsa lengua!

Tirsi.

¿ Luego tú no bastas á dár á mil discipulas escuela? aunque á decir verdad, bien poca falta les hace otro maestro: su maestra es la naturaleza, y á las veces tambien la madre y ama alcanzan parte. Dafne.

Tú eres, en suma, malicioso, Tirsi: pues yo te sé decir, que no resuelvo si es yá tan boba Silvia y tan sencilla, como en sus hechos y palabras muestra: ví ayer cierta señal, y esta me puso en mucha duda: yo la hallé cercana á la Ciudad, donde sus anchos prados tienen entre lagunas una isleta con un estanque trasparente y limpio: alli la vi, toda pendiente el cuerpo, de suerte, que mostraba deleitarse de mirar á sí misma, y le pedia consejo al agua, cómo dispondria por cima de la frente su cabello, sobre el cabello el velo, y sobre el velo diversas flores, que tenia en la falda: de alli sacaba la azucena y rosa, y la llegaba á su purpúreo rostro, y á su cándido cuello, cotejando

los

los colores, y luego muy ufana de la vitoria, un tanto se reía, como diciendo: yo en efeto os venzo: no os traygo aqui por ornamento mio; mas solo os traygo por vergüenza vuestra, y por mostrar que os llevo gran ventaja. Mas miéntras se adornaba y componia, volvió los ojos bien acaso, y viendo como yo la miraba, de vergüenza se alzó del suelo, y derramo las flores: quanto mas yo de vérla me reía, mas ella de mi risa se encendia; y porque estaba descompuesto en parte su cabello, y en parte recogido; dos ó tres veces revolvió los ojos ácia la fuente consejera, á hurto, como temiendo ser de mi entendida: miróse descompuesta, mas con todo se satisfizo; que se vió muy bella, si descompuesta: yo entendilo todo, pero callé.

Tirsi.

Tú me refieres, Dafne, lo que he pensado siempre: ¿ no lo dixe? Dafne.

Bien lo dixiste; mas á todos oygo, que no fueron las Ninfas y Pastoras tan entendidas antes, ni yo tuve tal juventud: el mundo se envegece, y en la vegéz se aumenta su malicia.

Tirsi.

Quizá entónces no usaban tantas veces los Ciudadanos vér el campo y selvas, ni tantas veces nuestras Zagalejas entrar en la Ciudad: yá están mezclados linages, y costumbres. Mas dejando agora estos discursos, ¿ no harias por conformar á Silvia en que le hablase Aminta solo, ó tú delante, un dia?

Dafne.

No sé: Silvia es esquiva por extremo.

Tirsi.

Y Aminta por extremo comedido.

Dafne.

Pues no hará nada comedido amante: tú le aconseja, que á otra cosa atienda, si es de ese humor. El que saber quisiere de amar, deje respetos, ose, y pida, solicite, importune; y si no basta, tome lo que pudiere: ¿ tú no sabes de la muger la condicion precisa? huye, y huyendo quiere que la alcancen; niega, y negando quiere que la apremien; lucha, y luchando quiere que la venzan. Yá sabes, Tirsi, que de tí me fio, porque en silencio guardes lo que digo.

Tirsi.

No hay ocasion por qué de mí sospeches

que jamás diga cosa, que te ofendas mas ruegote, mi Dafne, por la dulce memoria de tus años juveniles, me favorezcas, ayudando á Aminta mísero, que perece.

Dafne.

¡Qué conjuro tan gentil ha buscado este inocente! la juventud me trae á la memoria: el bien pasado es el presente enojo: ¿ pues qué dices que haga ?

Tirsi.

No te falta

ingenio, ni consejo; basta solo que á querer te dispongas.

Dafne.

Ora sabe, que vamos Silvia y yo dentro de un rato á la fuente, que llaman de Diana, allá donde aquel Plátano dá sombra al agua dulce, y al lugar convida las Ninfas cazadoras; en aqueste es cierto ha de lavar sus miembros bellos.

Tirsi.

¿Pues bien?

Dafne.

¿Cómo, pues, bien? Qué mal entiendes: si en tí cabe discurso, eso te basta.

### Tirsi.

Yá entiendo; mas no sé si ha de atreverse él á tanto.

Dafne.

Pues si él no ha de atreverse, estése asi, y aguarde á que lo busquen.

Tirsi.

El es por cierto tal que lo merece.

Dafne.

¿ Pero nosotros no hablarémos algo de tí mismo? dí, Tirsi, ¿ tú no quieres enamorarte? pues aun eres mozo, que no serán tus años veintinueve, y ayer te conocimos bien criatura: has de vivir ocioso, y sin contento, que solo sabe de placer el que ama.

Tirsi.

No desecha de Venus los placeres quien se retira del Amor; mas goza el dulce del Amor, sin el amargo.

Dafne.

Es desabrido dulce el que le falta mezcla de algun amargo, y luego cansa.

Tirsi.

Mas vale, pues, hartarse, que estár siempre hambriento.

Dafne.

No yá con el manjar, que se posee, y quanto mas se gusta, mas agrada.

Tir-

Tirsi.

¿ Quién es tan poseedor de lo que gusta, que á todas horas pueda hallarlo expuesto á su apetito y hambre ?

Dafne.

Mas quién halló jamás lo que no busca?

Es peligro buscar lo que adquirido causa breve contento, y no adquirido mucho mas tormento; hasta que llantos y suspiros falten en el Amor, y en su tirano reyno, Tirsi no ha de volver á ser amante: yá basta lo que tengo padecido, otro fiel amador hará su parte.

Dafne.

Mas no tienes gozado lo que basta.

Tirsi.

Ni gozarlo deseo, si tan caro se compra.

Dafne.

Amar te será fuerza, si no gusto.

Tirsi.

No me pueden forzar estando lejos.

Dafne.

¿ Quién está lejos del Amor?
Tirsi.

Quien huye.

Dafne.

¿Y qué importa que huyas de sus alas? Tirsi.

Tiene al nacer Amor las alas cortas, que apenas le sustentan, y asi no las estiende á todo vuelo. Dafne.

Pues no conoce el hombre quándo nace, y quando lo conoce, es grande y vuela.

Tirsi.

No, si otra vez no ha visto cómo nace. Dafne.

Ora verémos si tus ojos huyen, como dices; y luego te protesto, (yá que presumes tanto de ligero) que quando te veré pedirme ayuda, no moveré por ayudarte un paso, un solo dedo, una pestaña sola.

Tirsi.

Bravo rigor! ¿ qué me podrás vér muerto? pues, Dafne amiga, si pretendes que ame, quiereme tú, y estamos concertados.

Dafne.

Tú me burlas, en fin, y por ventura no me mereces por amante: ¡ay quántos engaña un rostro colorado y liso!

Tirsi.

No burlo á fé; mas antes me parece, que con esa protesta me desechas,

qual

# (276)

qual hacen todas: ¿ pero qué remedio ? viviré sin amor, si no me quieres.

Dafne.

Vive, Tirsi, contento, ocioso vive, que en ocio tal siempre el amor se engendra.

Tirsi.

O Dafne! en esta ociosidad me ha puesto el que en las selvas como á dios honramos, para quien los ganados grandes pacen de el uno al otro mar, por las campañas estendidas, alegres, y fecundas, y las alpestres cumbres de Apenino: él dijo asi, quando me hizo suyo: Tirsi, ahuyenten otros los ladrones, y los lobos, guardando mis rebaños: reparta otro los premios, y las penas á mis ministros: otros apacienten mis ganados; en fin, otro conserve la lana y leche, y otro la despenda: agora canta tú, que estás ocioso. Asi será razon, que no le burle con mundanos amores, sinó cante los abuelos de aqueste verdadero, (no sé si Apolo ó Júpiter lo llame, que á ambos parece en el aspecto y obras) abuelos de mayor merecimiento, que el gran Saturno y Celo. Agreste Musa á mérito real, mas no por eso (que suene clara 6 ronca) la desprecia:

de su mismo sugeto nada canto, porque no puedo dignamente honrarlo, sinó con el silencio y reverencia; mas no faltan jamás en sus altares las flores de mi mano, ni los fuegos de inciensos olorosos y suaves; ni faltará en mi pecho esta devota y pura religion, hasta que véa pacer el ayre, por el ayre el ciervo, y que mudado el curso de los rios, beba la Sona el Persa, el Franco el Tigris.

Dafne.

Tú vás muy alto: ora desciende un poco al propósito nuestro.

Tirsi.

El punto es este: que en estando en la fuente tú con Silvia, procures ablandarla, y yo entretanto procuraré que Aminta vaya; y pienso, que no es menos dificil que la tuya mi diligencia: vé en buen ora,

Dafne.

Voyme;

pero nuestro propósito no era ese.

Tirsi.

Si bien diviso desde aqui su rostro, alli parece Aminta: él es sin duda.

(278)

### SCENA III.

# AMINTA. TIRSL

Aminta.

Peré si ha hecho Tirsi alguna cosa; porque si nada ha hecho, antes de consumirme he de matarme ante los ojos mismos de la ingrata; que pues le agrada tanto de este mi corazon la viva llaga, agudo golpe de sus ojos bellos; tambien debe agradarle la llaga de mi pecho, golpe furioso de mis propias manos.

Tirsi.

Nuevas te traygo, Aminta, de consuelos bien puedes yá dejar tanto lamento.

Aminta.

¡Ay, Tirsi! ¿ qué me dices ? ¿ traes la vida, ó la muerte ? Tirsi.

Traygo salud y vida, si te atreves á acometerlas; pero vé dispuesto á ser un hombre, Aminta, á ser un hombre de ánimo resuelto.

Aminta.

¿Cómo, y con quién el ánimo me importa?

(279)

Tirsi.

Si estuviese tu Ninfa en una selva, que cercada de altísimos peñascos, diese alvergue á los tigres y leones, ¿ fueras aliá?

Aminta.

Fuera seguro y pronto, mas que en la fiesta zagaleja al bayle.

¿Y si estuviese entre ladrones y armas, fueras allá?

Aminta.

Fuera resuelto y presto, mas que á la fuente el ciervo caluroso.

Tirsi.

Mayor empresa importa que acometas.

Aminta.

Iré por medio el rápido torrente, quando la nieve, desatada en agua, al mar se precipita: iré por medio del vivo fuego, y al infierno mismo, quando en él estuviese, si ser puede infierno donde está cosa tan bella. Descubre, acaba, lo que pasa.

Tirsi.

Escucha:

Silvia te espera agora en una fuente, desnuda y sola: ¿irás allá?

# Aminta.

¿ Qué dices ? ¿ Silvia me espera á mí, desnuda y sola?

Tirsi.

Sola con Dafne, que es de nuestra parte.

Aminta.

¿ Y desnuda me espera?

Tirsi.

Desnuda digo; mas:::

Aminta.

¡ Ay triste! acabae g qué mas, Tirsi? tú callas, tú me matas. Tirsi.

Mas no sabe que has de ir illá.

Aminta.

Terrible

y fiera conclusion, que yá en veneno la dulzura pasada me convierte.
Cruél, ¿ con quál estudio me atormentas ? ¿ tan poco desdichado te parezco, que aumentar quieres la miseria mia ?

Tirsi.

Ház tú mi parecer, serás dichoso.

Aminta\_

¿ Qué me aconsejas?

Tirsi.

Que pasar no dejes

la dicha que te ofrece la fortuna.

Amin-

### Aminta.

Dios no permita, que jamás yo intente cosa que la disguste: ni yo supe hacer cosa jamás contra su gusto, sinó es amarla; y el amarla es fuerza, fuerza de su hermosura, y no mi culpa. Asi no se verá, que en quanto pueda no procure agradarla.

Tirsi.

Ora responde:

si potestad tubieras para dejar de amarla, ¿ dejárasla de amar por agradarla? Aminta.

Ni tal cosa consiente Amor que diga, ni que imagine vér en tiempo alguno, el dejarla de amar, aunque pudiese.

De esa manera, á su pesar la amáras, pudiendo no quererla.

Aminta.

No fuera á su pesar; mas la amaría.

Sin su gusto en efeto.

Aminta.

Sí por cierto.

Tirsi.

¿ Pues cómo sin su gusto no te atreves à aprovecharte de tu bien presente?

Γ2

que si al principio le ha de dár disgusto, es cierto al fin que le será agradable.

Aminta

Ay, Tirsi amigo! Amor por mí responda, que á referir no acierto lo que me dice el corazon: tú agora estás muy diestro, por el uso grande, en razonar de Amor: á mí me liga la lengua aquello mismo, que el corazon me liga.

Tirsi.

¿ No irémos en efeto?

Aminta.

Iré sin duda;

mas no donde tú piensas.

Tirsi.

¿Pues adonde 3

Aminta.

Iré à morir, si en mi favor no has hecho mas de lo que me dices.

Tirsi.

Y esto es poco ?
¿Crees tú, que Dafne nos aconsejára
ir á la fuente, quando no entendiera
de Silvia el pecho ? por ventura Silvia
sabe el concierto, y no querrá se entienda,
que sabiendolo, calla: si tú buscas
hasta el consentimiento suyo expreso,
buscas derechamente disgustarla;

y siendo asi, ¿ qué es de este tu deseo que tienes de servirla y complacerla? y si ella aguarda que tu dicha alegro se adquiera solo por tu industria, á hurto, sin que ella de su mano te la ofrezca; por tu vida me dí, ¿ qué mas te importa este modo que aquel?

Aminta.

¿ Quién me asegura ... ser esa su intencion y su deseo?

Tirsi.

¡ O simple! vés aqui que al fin procuras la certeza que á Silvia le desplace, y desplacerle justamente debe, qual tú debieras no buscarla; ¿ y dónde tienes quien te asegure lo contrario? si ella asi lo pensase, y tú no fueses, ( pues que la duda y riesgo son iguales ) ¿ será mejor morir como animoso, que como vil? tú callas, tú conoces, que estás vencido: agora me concede esta pérdida tuya, que yo pienso ha de ser causa de mayor vitoria. Vámos, Aminta, vámonos.

Aminta.

Espera.

Tirsi.

¿ Cómo espera? no vés que el tiempo huye?

(284)

Aminta.

Mirémos antes si esto debe hacerse, y en qué manera.

Tirsi.

Todo lo que falta podemos vér por el camino mesmo; mas nada hará quien muchas cosas mira.



### CORO.

Mor, ¿ de qué maestro, en qual oculta escuela, se aprende esa tu larga arte de amar incierta? ¿Quién del entendimiento declara las idéas. quando con alas tuyas al mismo cielo vuela? No lo explicó el Licéo. no la famosa Atenas, v en Elicona docta. ni Febo lo demuestra: Oue si de amor discurre, parece que le enseñan: corto razona y frio con perezosa lengua. No tiene voz de fuego,

que á tu primor competa; ni á tus misterios altos sus pensamientos llegan.

Tú, Amor, eres el digno maestro de tu ciencia; y tú solo á tí mismo te explicas é interpretas.

Tú enseñas al mas rudo, que en unos ojos lea lo que tu mano escribe con amorosas letras.

A los amantes fieles desatas tú la lengua en delicado estilo, con elegancia estrema.

Y á mucho mas se estiende, Amor, tu sutileza: (;raro saber, y estraña manera de eloquencia!)

Que á veces con palabras confusas é imperfetas, un corazon amante sus sentimientos muestra,

Mejor que con razones lustrosas y compuestas; y aun el silencio mismo á veces habla y ruega.

Amor, lea quien quisiere Socráticas sentencias,

T 4

(286)

que yo en dos bellos ojos aprenderé tu ciencia.
Y humillará sus versos el mas alto Poeta, con pluma sábia escritos en doctas Academias,
Junto á los que imprimiere mi pastoril rudeza con la grosera mano en ásperas cortezas.



# ACTO TERCERO.

SCENA I.

TIRSI.

CORO.

Tirsi.

Estremo de crueldad! ¡ó ingrato pecho! ¡ó ingrata Ninfa! ¡ó tres y quatro veces muger ingrata! y tú, Naturaleza, negligente maestra, ¿ por qué solo en el rostro pusiste á las mugeres, y en lo aparente, quanto tienen bueno de agrado, de piedad y cortesía, y te olvidaste de las otras partes? ¡ Ay joven triste y mísero! sin duda

se havrá dado la muerte: él no parece: bien há tres horas que le busco, y busco en donde le dejé, y en los contornos, sin hallarle, ni rastro de sus pasos: ay, que se ha dado muerte el miserable! alli delante están unos Pastores, ir quiero á vér si sabe dél alguno.

Decid, amigos, ¿quién ha visto á Aminta acaso, ó sabe dél alguna nueva?

Tirsi, pareceme que estás turbado: ¿ qué causa te molesta y te fatiga? ¿ de qué son estas ansias y sudores? ¿ hay algun mal? por Dios que lo sepamos.

Tirsi.

Temo del mal de Aminta: ¿ habéisle visto? Coro.

No le hemos visto desde que contigo há buen rato partió; ¿ pero qué temes? Tirsi.

No se haya muerto él mismo de su mano. Coro.

¿El muerto de su mano? ¿ por qué causa? ¿ qué ocasion hallas?

Tirsi.

El Amor y el Odio.

Coro.

Dos poderosos enemigos juntos, ¿qué no pueden hacer ? habla mas claro.

Tir-

#### Tirsi.

El amar una Ninfa por estremo, y el ser de ella en estremo aborrecido.

Cuenta el caso te ruego, y entretanto, (este es lugar de paso) por ventura vendrá alguno, que de él nos dé noticia, y aun puede ser tambien que él mismo llegue.

Tirsi.

Pláceme de decirlo, que no es justo, que ingratitud tan grande y tan estraña se quede sin la infamia que merece. Tubo noticia Aminta (y yo fui, triste, quien noticia le dí: yá me arrepiento) que Silvia y Dafne en una fuente habian de ir á bañarse; y ácia allá en efeto` se encaminó, movido solamente, no de su voluntad, mas de mi pura persuasion importuna; pues mil veces quiso volverse atrás, y á pura fuerza yo lo detube, y lo llevé adelante. Llegábamos yá cerca de la fuente: hé aqui quando sentimos de improviso un femenil lamento, y juntamente vimos á Dafne que batia las palmas; la qual (como nos viese) alzando el grito, ay! (dijo) socorred, que á Silvia ultrajan. Luego que ovó su enamorado Aminta estas palabras, aventóse al campo, fu-

furioso como un pardo, y yo seguilo; quando vémos ligada con un arbol la bella Ninfa, qual nació, desnuda, y su cabello, su cabello mismo servia de cuerda, y á la planta envuelto estaba con mil nudos; y su cinto, que fue del seno virginal custodia, de aquella ofensa era ministro, y ambas las manos le apretaba al duro tronco: hasta la misma planta, ligaduras contra ella daba; y de un vencido ramo dos tiernas varas duramente ataban sus delicadas piernas. Alli vimos en su presencia un Satiro villano, que entónces acababa de ligarla: fuese trás él Aminta con un dardo, (que tuvo acaso en la derecha mano) qual un fiero leon; y yo entretanto estaba yá de piedras prevenido, con que el Satiro vil huyó en efeto: pues como diese espacio su huída á que Aminta mirase, él codiciosos volvió sus ojos á los miembros bellos, que qual tremola entre los juncos leche, delicados y blancos parecian, y todo ví se demudó en el rostro: despues llegóse blandamente á ella, y con modestia dijo: ¡ ó bella Silvia! perdona aquestas manos, si llegarse

á tus miembros es mucho atrevimiento; pues las obliga necesaria y pura fuerza de desatar aquestos nudos: no (yá que les concede la fortuna esta felicidad) te pese de ella.

Palabras de ablandar los pedernales: 
¿ y qué le respondió ?

Tirsi.

Ninguna cosa; mas con vergüenza y con desdén, al suelo bajando el rostro, el delicado seno, quanto podia, torciéndose cubria: él, echando delante su cabello rubio, se puso á desatar, y en tanto hablaba asi: ¿ Quándo tan bellos nudos un tan grosero tronco ha merecido? ¿ pues qué ventaja llevan los amantes, que sirven al Amor, si yá comunes son con las plantas sus preciosos lazos? planta cruél, ¿ pudiste unos cabellos de oro ofender, que tal honor te hacian? esto le dijo, al desatar sus manos, en tal modo, que junto parecia que temiese tocarla, y desease: bajó luego á los pies por desasirlos; mas como Silvia yá se viese libres las manos, dijo esquiva y desdeñosa: no me toques, Pastor: soy de Diana;

yo me desataré los pies, aparta. Coro.

¿ Que tal orgullo en una Ninfa alvergue ?
por cierto ingrata paga de tal obra.

Tirsi.

El apartóse con respeto á un lado, aun sin alzar los ojos á mirarla, aquel placer negándose á sí mismo, por no dárle cuidado de negarlo.
Yo, que escondido lo miraba todo y lo escuchaba, quando ví tal cosa, mil voces quise dár, al fin me abstube; mas oye qué estrañeza: ella en efeto despues de gran fatiga, desatóse, y sin decir: á dios, apenas libre, partió de alli como una cierva huyendo; y no habia causa de temer ninguna, que yá de Aminta conocia el respeto.

Coro.

¿ Pues cómo asi huyó?

Tirsi.

Porque no quiso

tener obligacion á la modestia, y amor del joven, sinó á su carrera.

Coro.

¿ Qué es hasta en eso ingrata? ¿ y el cuitado qué hizo entónces, dinos, ó qué dijo?

Tirci.

Eso no sé, porque de furia ardiendo,

de la felicidad, quando viniere: sea premio á tu esperanza (si en vivir esperando te mantienes) lo que miraste en la desnuda bella.

Aminta.

No pareció al Amor, y á mi fortuna, que era yo enteramente desdichado, si no me descubrian enteramente aquello que me niegan.

Nerina.

¿ Qué he de ser yo en efeto la siniestra corneja de una nueva tan amarga?
¡ ó para siempre misero Montano!
¿ qué sentirá tu pecho, quando entiendas el duro caso de tu Silvia cara?
¡ ó viejo padre y ciego!
¡ padre infeliz! mas yá no serás padre.

Dafne.

Oigo una triste voz.

Aminta.

Yo siento el nombre de Silvia, que me hiere los oidos, y el corazon; ¿ mas quién la nombra? escucha. Dafne.

Esta es Nerina, Ninfa, á Cintia cara, de bellos ojos, y de lindas manos, talle gentil, y movimiento ayroso.

Nerina,

Quiero con todo, que lo sepa, y trate

de buscar las reliquias miserables, si algunas han quedado. ¡Ay, Silvia, Silvia! ¡ay cómo fue tu suerte desdichada!

Aminta.

¡ Ay de mí! ¿ qué será lo que esta dice? Nerina.

Dafne.

Dafne.

¿ Qué estás hablando entre tí mesma? ¿ y cómo á Silvia nombras, y suspiras? Nerina.

Con ocasion bastante suspiro el triste caso.

Aminta.

¡ Ay de qué caso podrá decir aquesta! que yo siento, yo siento el corazon que se me hiela, y enflaquece el espiritu: ¿ está viva? Dafne.

Cuenta qué triste caso es el que dices.

Nerina.

¡O cielos, yo he de ser la mensagera, y me obligan tambien á que lo cuente! Vino desnuda Silvia á mi morada: (y la causa yá debes de saberla) despues vestida, me rogó que fuese con ella á cierta caza, que ordenada estaba al bosque dicho de la encina: fuimos, hallamos muchas Ninfas juntas,

٧

y luego á breve rato desemboca (no sé de dónde) un carnicero lobo de terrible grandeza, cuyo labio manchaba el suelo de sangrienta espuma: Silvia al momento acomodó una flecha á un arco que le dí: dispara, y dale en la cabeza: él emboscóse, y ella al bosque le siguió, vibrando un dardo.

Aminta.

¡ O qué principios de dolor! ¡ ay triste, qué fin me anuncian!

Nerina.

Yo con otro dardo seguí su rastro; pero lejos mucho, porque partí mas tarde: yá que estaban dentro del bosque, alli no pude vérla: mas tanto fui siguiendo sus pisadas, que en lo mas solo me hallé, y espeso: en esto ví de Silvia el dardo en tierra, y poco mas abajo un blanco velo, que yo misma primero á su cabeza le revolvi. Hé aqui quando miraba á todas partes, siete lobos véo lamiendo de la tierra alguna sangre vertida en cerco de unos huesos mondos, y fue mi suerte que ellos no me vieron, (tan atentos estaban á su pasto) asi que de piedad y temor llena volvíme atrás. Aquesto es quanto puedo

(297)

decir de Silvia, y veis aqui su velo.

Aminta.

Has dicho poco, Ninfa? ¡ 6 velo! ¡ 6 sangre! 6 Silvia! tú eres muerta.

Dafne.

: Ay desdichado!

amortecido está de pena, ó muerto.

Nerina.

Aun todavia respira: esto habrá sido algun breve desmayo: yá revive.

Aminta.

¿ Por qué asi me atormentas. dolor, que yá no acabas de matarme ? quizá á mis manos el oficio dejas: yo soy, yo soy contento, que ellas tomen el cargo, yá que tú lo reusas, ó no puedes. Ay triste! si no falta á la certeza yá ninguna cosa, y nada falta al colmo de la miseria mia, ¿qué espero mas? ¿qué busco? ¡Há,Dafne, Dafpara este amargo fin me reservaste! [ne, ! para este fin amargo! Dulce morir era por cierto el mio, quando matarme quise: tú lo estorvaste, y estorvólo el cielo, al qual le parecia, que con mi muerte se evitaba el daño,

V<sub>2</sub>

que

que ordenado me estaba; mas agora que ha egecutado su crueldad estrema, bien sufrirá que muera, y tú sufrirlo debes.

Dafne.

Suspende, pues, tu muerte, hasta que la verdad mejor entiendas.

Aminta.

¿ Qué mas quieres que espere ? yá sobra lo esperado, y lo entendido. Nerina.

¿O quién antes hubiera sido muda! Aminta.

Ninfa, dáme, te ruego, ese su velo, esa funesta y sola reliquia suya, porque me acompañe en este breve espacio que me queda de tiempo, y de la vida.

Nerina.

¿Debo dárlo, ó negarlo? pero negarlo debo, sabida la ocasion por que le pide.

Aminta.

Cruél, ¿ asi me niegas un tan pequeño dón al punto estremo? hasta en esto se muestra mi enemigo el fiero hado: pues dejarle quiero, contigo quede, y aun quedaos vosotras, que yo me voy donde volver no espero.

Daf-

(299)

Dafne.

Aminta, aguarda, escucha: ¡ ay de mí con la furia que se parte! Nerina.

El camina de suerte, que es por de mas seguirlo; asi yo quiero proseguir mi viage, y por ventura será mejor que calle, y nada cuente al mísero Montano.



### CORO.

que si es para obligar un pecho noble, basta la fé, con un amor conforme; ni la que se pretende es tan dificil fama, si persevera firme el que bien ama: que es premio amor, que con amar se alcanza; y muchas veces, si al amor inquiere, gloria immortal el amador adquiere.



# ACTO QUARTO.

### SCENA I.

DAFNE. SILVIA.

CORO.

Dafne.

L viento lleve con la mala nueva, que se esparció de tí, tus males todos, los por venir, ¡ó Silvia! y los presentes, pues te juzgué yá muerta, y gloria al cielo viva y sana te miro: de tal suerte ha contado Nerina tu suceso, que ojalá fuera muda, y otro sordo.

Silvia.

Cierto fue grande el riesgo, y ella tubo causa bastante de juzgarme muerta.

Dafne.

Mas no bastante causa de decirlo. Ora cuentame el riesgo, y de qué medo tú lo escusaste.

Silvia.

Yo, siguiendo un lobo, me embosqué en lo profundo de la selva, tanto, que lo perdí de rastro; y miéntras volverme procuraba al mismo puesto donde partí primero, el lobo miro,

al qual reconocí por una flecha, que vo le habia clavado de mi mano junto á la oreja: vilo entre otros muchos al rededor de un animal, que habian de fresco muerto (cuya forma entónces no supe distinguir): el lobo herido pienso me conoció, porque se vino contra mí con la boca ensangrentada: yo lo esperaba audáz, y con la diestra vibraba un dardo: yá tú sabes, Dafne, si con destreza sé. tirarle, y sabes si jamás yerra de mi mano el golpe. Yá que lo ví tan cerca de mi puesto, quanto me pareció distancia justa para la herida, le arrojé mi dardo en vano; porque (ó fue de la fortuna la culpa, 6 mia) por herir al lobo, clavé una planta: entónces se venia con mas furioso encuentro á acometerme: yo, viéndole tan cerca que del arco era imposible entónces yá valerme, y no siendo señora de otras armas, dispúseme á huir, y miéntras huyo, él me viene siguiendo: advierte agora: un velo, que revuelto yo tenia á los cabellos, desplegóse en parte, y andaba ventilando, tal, que á un ramo se marañó: yo siento que me tiran y me detienen, sin saber quién fuese;

mas

mas con el miedo de morir, redoblo la fuerza á la carrera, y de su parte el ramo no se vence, ni me deja: al fin, del velo me desasgo, y pierdo con él algunas hebras del cabello, y tantas alas á los pies fugaces me puso el gran temor, que libre y sana de la selva salí: despues, volviendo ácia mi alvergue, te encontré turbada, toda turbada, y me espanté de vérte, porque de solo vérme te espantabas.

Dafne.

Tú estás viva, y alguno yá no vive.

¿ Qué me dices? ¿ te pesa por ventura que viva esté? ¿ qué tanto me aborreces? Dafne.

Pláceme de tu vida; mas me duele de agena muerte.

Silvia.

¿ Dé qué muerte dices? Dafne.

De la muerte de Aminta.

Silvia.

¡Ay! ¿cómo es muerto?

El cómo no lo sé, ni aun el efeto puedo afirmar; mas réngolo por cierto. (303)

Silvia.

¿Qué es lo que dices ? ¿ ¿ pues á qué atribuyes la causa de su muerte ? dí.

Dafne,

A tu muerte.

Silvia.

Yo no te entiendo.

Dafne.

La terrible nueva

de esa tu muerte, que por cierta tubo, le habrá dado al mezquino el hierro, 6 lazo, 6 alguna cosa tal, que lo haya muerto. Silvia.

Será vana sospecha la que tienes, como la de mi muerte: que qualquiera salva la vida suya miéntras puede.

Dafne.

¡ Há, Silvia! tú no sabes, ni lo crees quánto el fuego de amor puede en un pecho, en un pecho de carne, y no de piedra, qual ese tuyo, que si lo creyeras, hubieras yá querido á quien te quiere mas que las mismas niñas de sus ojos, y el espiritu mismo de su vida; lo qual sé yo, y aun helo visto: vilo quando huiste como tigre fiera, al tiempo que debieras abrazarlo: volver le ví contra su pecho un dardo, desesperado, y á morir expuesto,

y sin arrepentirse, al fiero hecho,
pues en efeto se pasó el vestido
hasta la piel, dejandola teñida
de su sangre; y pasára mas adentro
la punta, y fuera el corazon herido,
que tú con mas violencia yá heriste,
si entónces yo no le detengo el brazo,
y su furor impido: quizá aquella
herida breve fue un ensayo solo
de su furor, de la desesperada
constancia suya, y le mostró la via
al hierro audáz, para que yá supiese
arrojarse por ella libremente.

Silvia.

; Ay! ¿ qué me cuentas?

Dafne.

Y despues lo he visto, quando escuchó la desdichada nueva de que eras muerta, del afán, y angustia amortecerse, y con furor estraño luego partir de alli para matarse; y desta vez se habrá de veras muerto.

Silvia.

¿Qué lo tienes por cierto)?

Dafne.

Por sin duda.

Silvia.

¡Triste de mí! ¿ por qué no le seguiste para impedirlo? vén, busquemos, vamos,

que

que si la muerte mia le quitaba la vida, mas facilmente espero, que mi vida le salve de la muerte.

Dafne.

Yá le seguí; mas tan velóz corria, que se despareció de mí en un punto, y nada me valió buscar sus huellas; ¿ mas dónde quieres ir sin rastro alguno? Silvia.

Ay, Dafne! el morirá, si no le hallamos, y será el homicida de sí mismo.

Dafne.

Cruél, ¿ sientes acaso que te usurpe la gloria de tal hecho? ¿ tú en eseto quisieras haber sido su homicida? ¿ no te parece, ingrata, que su muerte debe ser obra de otra que tu mano? ora consuelate, que como quiera que el desdichado muera, tú le matas.

Silvia.

O, Dafne! tú me afliges; y el gran dolor que siento de su daño, se aumenta mas con la memoria acerva de mi rigor pasado, que honestidad llamaba, y fuelo cierto; pero fue muy severa y rigurosa: agora lo conozco, y me arrepiento.

Dafne.

¿ Qué es lo que escucho? ¿ tú piadosa, Silvia; ¿ tú en ese corazon sientes afecto alguno de piedad? ¿ qué es lo que véo ? ¿ tú lloras? ¿ tú? ¡ notable maravilla! ¿ y es de amor en efeto ese tu llanto? Silvia.

No lloro yo de amor, de piedad lloro. Dafne.

No importa: la piedad es mensagera de amor, como el relámpago del trueno.

Coro.

Y aun muchas veces, quando el mismo quiere entrar oculto en los sinceros pechos, que lo excluyeron antes con severa honestidad, la semejanza toma de la piedad, que es su ministra y nunciaç y con estos disfraces, engañando las jovenes sencillas, dentro en sus corazones se aposenta.

Dafne.

Llanto de amor es este: mucho abunda; tú callas: en fin amas, pero en vano.; O poder del Amor! justo castigo sobre esta Ninfa envia.

Mísero Aminta: tú (como la abeja, que hiriendo muere, y en la agena llaga deja la propia vida) con tu muerte has herido en eseto un duro pecho,

que aun no picaste en tanto que viviste. Si eres agora espíritu, desnudo yá de los miembros (como yo presumo) aquí estarás sin duda:
mira su llanto, y goza de tu suerte, en vida amante, y en la muerte amado;
y si era tu destino que en la muerte amado fueses, y esta fiera quiso vender su amor por tan subido precio, el precio mismo que pidió le diste, y yá su amor con tu morir compraste.

Coro.

Por cierto caro precio al que le ha dado, quanto inutil y vil á quien le admite.

Silvia.

O si pudiera ser comprar su vida yo con mi amor, ó con mi vida mesma, si al fin es muerto!

Dafne.

¡O tardo desengaño! tarda piedad sobrada, quando á ningun efeto es de provecho.

## SCENA II.

# ERGASTO. CORO. SILVIA. DAFNE

Ergasto.

Raygo tan lleno de piedad el pecho, y tan lleno de horror, que no oygo ó véo cosa alguna, dó quiera que me vuelva, que todo no me espante y me congoje.

¿Con qué puede venir, ay Dios, agora este Pastor, que muestra tal turbacion en el semblante y lengua?

Ergasto,

Traygo la nueva triste de la muerte de Aminta.

Silvia.

Ay, lo que dice!

Ergasto.

El mas noble Pastor de nuestras selvas, el mas gallardo, afable y comedido, amado de las Ninfas y las Musas, murió en su juventud: ay de qué muerte!

Dinos cómo, Pastor, porque contigo Ilorar podamos su desgracia, y nuestra. Silvia.

Ay, que no oso llegarme

adon-

adonde escuche y sepa
lo que saber no escuso!

Duro corazon mio:
áspero y fiero corazon, ¿qué temes?
¿ de qué te espantas? véte presto, acaba, contra el cuchillo agudo de una lengua, y aqui demuestra agora tu fiereza.

Pastor, yo vengo por la parte mia de ese dolor, que á los demás prometes; porque me pertenece, quizá mas que tú piensas, y qual debida prenda lo recibo: asi que de dolor tan propio mio no debes serme escaso.

Ergasto.

¡Há, Ninfa! yo te creo: que mil veces al mísero sentia llamar tu nombre al acabar su vida.

Dafne.

Comienza yá la dolorosa historia. Ergasto.

Yo estaba en lo mas alto del collado, donde mis redes oy tendido habia, quando bien cerca ví pasar á Aminta, muy trocado en el rostro y movimiento, del que antes era, muy turbado, y triste: trás él partí corriendo, y en efeto lo alcancé, y lo detube; el qual me dijo: yo quiero, Ergasto, que un placer me hagas,

y es, que conmigo vengas por testigo de cierta accion; mas quiero que me obligues antes tu fé, con juramento estrecho, de estarte á un lado, y no moverte un paso á impedir el efeto de mi intento. Yo (¡quién pensára tan estraño caso, ni tan ciego furor!) hice qual quiso, mil conjuros horribles, convocando á Pan, á Pales, Priapo, y Pomona, y á la noturna Écátes: luego andubo. y me llevó por lo fragoso y agro del collado, por cuestas y barrancos incultos, sin camino ó senda alguna, dó pende al cabo un precipicio á un valle: aqui nos detubimos: yo mirando al fondo, estremecime de improviso, y al punto atrás me retiré; y el mozo hizo alguna señal como de risa, y serenó su rostro, el qual afecto fue el motivo mayor de asegurarme: despues hablome asi : mira que cuentes lo que verás á Ninfas y Pastores: luego dijo, mirando al hondo valle: si yo á mi voluntad hallar pudiera prontos asi de los hambrientos lobos el vientre y los colmillos, como tengo este despeñadero; bien quisiera morir la muerte que murió mi vida: quisiera que estos miembros miserables fuefuesen despedazados. (; ay triste!) como fueron aquellos de mi Silvia delicados; mas puesto que no puedo, y yá que á mi deseo el Cielo niega las voraces fieras, quiero seguir camino diferente para morir: yo seguiré otra via, la qual será á lo menos la mas breve, si no la que debia: ea, Silvia, yo te sigo, yo voy á acompañarte, si tú no me desdeñas, y muriera contento si entendiera al menos con certeza que seguirte no fuese disgustarte, y que tus iras se hubiesen acabado con la vida: ea, Silvia, yá te sigo. Esto dicho, de encima del barranco precipitóse, vuelta la cabeza ácia lo hondo, y yo quedéme helado. Silvia.

; Ay desdichada!

Dafne.
¡Miserable Aminta!
Coro.

¿ Por qué no lo impediste ? ¿ hizote acaso estorvo á detenerlo, el juramento hecho ? X

(312)

Ergasto.

No, no, que despreciando el juramento. ( vano quizá en tal caso ) quando advertí su temeraria y loca resolucion, corrí con ambas manos, y, como quiso su enemiga suerte, lo así de este cendal que lo ceñia, el qual, no siendo á sostener bastante el peso, con el impetu del cuerpo, que vá del todo abandonado estaba, se me quedó en la mano hecho pedazos.

Coro.

¿Y qué fue de su cuerpo desdichado? Ergasto.

No lo sabré decir, porque yo estaba con tal horror y lástima, que cierto no tube corazon para asomarme, por no mirarlo dividido en piezas.

Coro.

O, lastimoso caso! Silvia.

Bien soy de piedra dura, pues una nueva tal aun no me acaba. Triste de mí, si aquella falsa muerte de quien le odiaba tanto le ha quitado la vida; justo fuera que la infalible muerte de quien me quiso tanto me quitase la vida;

y quiero me la quite, si no puede con el dolor, al menos con el hierro, 6 yá con este ceñidor infausto: este, que no sin causa no siguió las ruinas de su caro señor, mas quedó solo para tomar venganza de mi crueldad, y de su muerte injusta. Prenda infeliz, de dueño mucho mas infelíz, no te disguste quedar en este abominable alvergue, que solamente quedas para instrumento de venganza y pena: por cierto yo debia haber sido en el mundo compañera del infeliz Aminta; y pues no quise, seré por obra tuya su consorte en el profundo abismo. Coro.

Consuelate infelice, que no es tuya la culpa, sino de la fortuna.

Silvia.

¿ De qué llorais, Pastores? si de mi afán llorais, yo no merezco piedad ninguna, que no supe usarla; y si llorais la desdichada muerte del mísero inocente, es muy pequeña demostracion de pérdida tan grande.

Y tú, mi Dafne, enjuga por Dios esas tus lágrimas, si he sido yo la ocasion; y suplicarte quiero ( no por piedad de mí, sinó del triste que fue mas digno della) me ayudes á buscar sus miserables miembros, y sepultarlos: este cuidado solamente impide el dárme aqui la muerte: en este oficio solo quiero pagar (pues otro no me queda) el amor que me tubo; bien que puede contaminar esta homicida mano la piedad de la obra; mas con todo, entiendo y sé, que le será agradable, al menos por ser obra de mi mano, porque me quiere y ama, qual lo mostró muriendo.

Dafne.

Soy contenta por cierto de ayudarte en el piadoso oficio; mas tú morir del pensamiento borra.

Silvia.

Hasta agora viví para mí mesma y para mi fiereza: agora quiero vivir lo que me queda para Aminta, 6 viviré á lo menos para su helado y mísero cadaver: tanto, y no mas, es lícito que viva; y luego que se acaben á un tiempo sus obsequias, y mi vida. Pero dime, Pastor, ¿ por qué camino podemos ir al valle, dó el barranco tiene su asiento?

Ergasto.

Aqueste ha de llevaros, y él estará de aqui poco distante.

Dafne.

Vamos, guiaréte yo, que bien me acuerdo deste lugar que dice.

Silvia.

A dios, Pastores: prados, á dios: á dios, selvas y rios.

Ergasto.

Hablando vá de suerte, que denota estár dispuesta á la última partida.



### CORO.

O que la muerte rigurosa atierra,
Amor, tú lo reparas, dulce y blando,
siempre amigo de paz, y ella de guerra,
de cuyos triunfos siempre vás triunfando;
y la vez que dos almas en la tierra
ligas (sus voluntades conformando),
tanto se muestra semejante al cielo,
que no desdeñas habitar el suelo.

X 3

(316)

En la pureza del celeste asiento no se han visto jamás turbadas iras: asi tú en el humano entendimiento una apacible mansedumbre inspiras: el odio, el alterado movimiento del blando pecho y corazon retiras; y casi hace tu valor superno de todo lo mortal un giro eterno.



## ACTO QUINTO.

SCENA UNICA.

ELPINO.

CORO.

### Elpino.

Amor su grande Imperio eternamente, no es injusta, ni dura, y que sus obras, llenas de providencia y de misterio, sin razon se abominan y condenan: 6 quán artificioso, por caminos no conocidos, encamina al hombre á su felicidad! y entre los bienes lo pone al fin de su amorosa gloria, quando él se juzga al fondo de sus males. Hé aqui precipitado Aminta, sube

### (317)

al sumo colmo del mayor contento:
¡ 6 tú felíz! ¡ 6 venturoso Aminta!
y mas, quanto mas fuiste desdichado:
esperar con tu exemplo agora puedo,
que vez alguna aquella dulce ingrata,
que con piadosa risa encubre y zela
el acero mortal de su fiereza,
con fiel piedad mi corazon repare,
que con piedad fingida tiene herido.

Cara.

Aqui se nos acerca el sabio Elpino, y escuchad sus razones, que de Aminta hablando viene, como si él viviera, y le llama felíz, y venturoso. O condicion de los amantes dura! sin duda juzga venturoso amante al que muriendo, al fin, piedad alcanza en el amado pecho de su Ninfa: esto tiene por gloria, y esto espera. De quán ligero premio el dios alado contenta sus sequaces! Dime, Elpino, en estado tan mísero te hallas, que venturosa llamas á la muerte del infeliz Aminta, y semejante fin desdichado para tí deseas? Elpino.

Amigos, bien podeis estár alegres, porque es falsa la fama de su muerte.

(3i8)

Coro.

O quánto nos alegra lo que dices! ¿ en fin, há sido falso, segun eso, que se precipitó?

Elpino.

Verdad ha sido; mas fue felíz el precipicio, tanto que en una imagen mísera de muerte le trajo vida y bien; agora queda entre los dulces brazos de su Ninfa, piadosa yá, lo que antes rigurosa, la qual en tanto, con su boca misma las lágrimas le enjuga de los ojos: asi voy á llamar al buen Montano (de ella padre) y llevarlo donde agora quedaban juntos, porque el gusto suyo les falta solamente, y yá dilata la voluntad unánime de entrambos.

Coro.

Iguales son de edad, y gentileza, en el deseo conformes, y Montano de nietos deseoso, y de ampararse alegre en la vejéz con tal presidio, asi que el gusto de ambos será suyo; mas tú nos cuenta por tu vida, Elpino, quál dios, ó quál ventura al buen Aminta salvarle pudo de peligro tanto.

Elpino.

Yo lo diré: escuchad, escuchad todos

lo que vi por mis ojos. Yo me estaba junto á mi cueva, que vecina al valle, y casi al pie del gran collado yace, dó forma falda su ladera enhiesta: alli con Tirsi andaba razonando de aquella que en la misma red y lazos, primero á él, y á mí despues há envuelto, y anteponiendo mi servir continuo á su retiramiento, y libre estado: quando una voz nos levantó los ojos; y el vér de lo alto despeñarse un hombre, y vérlo dár sobre una espesa mata, fue todo un punto. En el collado havia poco alto de nosotros producido de mucha hierba, espinos, y otros ramos juntos, y estrechamente entretexidos, un grande haz: en este (antes que diese en otra parte) vino á dár el golpe: y bien que el peso al fin lo desfondase, y él, mas abajo á nuestros pies cayese: aquel estorbo, aquel impedimento, tanto impetu quitó de la caída, que ella no fue mortal; pero con todo tan grave fue, que un ora larga estubo como aturdido, y fuera de su acuerdo: quedamos mudos de piedad y espanto los dos al espectáculo improviso, conociendo el Pastor; mas conociendo, que no era muerto, ni tampoco estaba

para morir, el duelo mitigamos. Tirsi entónces me dió larga noticia de sus secretos, sus amores tristes; mas miéntras con diversos argumentos procuramos hacer que reviviese, enviado yá á llamar Alfesibéo. á quien Febo enseñó la Medicina, quando me dió la citara y el plectro; llegaron juntamente Dafne y Silvia, que, como luego supe, iban buscando el triste cuerpo, que tenian por muerto; pues quando Silvia lo conoce, y mira en las megillas pálidas de Aminta una belleza tal, que la violeta nunca tan dulcemente se marchita, y él con gemido débil, que parece que en los suspiros ultimos al ayre exala el alma á guisa de Bacante; con altos gritos, y herirse el pecho, se arroja sobre el cuerpo, que yacia, juntando rostro á rostro, y boca á bocs.

¿ Pues cómo no la abstubo la vergüenza, siendo ella tan severa, y tan esquiva? Elpino.

Abstiene la vergüenza un amor débil; mas de un amor constante, es débil freno. Luego, como si fueran sendas fuentes sus ojos, comenzó con vivo llanto del joven á bañar el rostro frio; y fue aquel agua de virtud tan grande, que en sí volvió, y abriendo yá los ojos, un ay profundo le salió del pecho con gran dolor; y el ay, que tan amargo partió del corazon, se encontró luego con el aliento de su Silvia cara, que lo acogió en su boca, y en aquesta se convirtió al instante dulce y puro. ¿ Quién os sabrá decir cómo quedaron en aquel punto entrambos, yá seguro del amor de su Ninfa el fiel Aminta, y viéndose en sus brazos apretado? quien sabe qué es amor, él solamente por sí mismo lo juzgue; mas no entiendo puede juzgarse, quanto mas decirse. Coro.

¿ En fin, Aminta está de suerte sano, que yá no hay riesgo de su vida? Elpino.

Aminta

está, pues, sano, aunque su rostro un poco tiene arañado, y quebrantado el cuerpo; mas es nada en efeto, y él lo estima por menos de lo que es. Dichoso joven, que asi ha dado señal de amor tan grande, y agora logra del amor el premio, á quien las penas todas y peligros pasados sirven de mayor contento. Pero quedaos á dios, porque yo sigo mi camino á buscar al buen Montano.



CORO.

O sé si siendo tanta la amargura, que este Pastor amante ha padecido en su penoso estado, puede al presente alguna gran dulzura dárle sabor bastante en recompensa á todo el mal pasado: y si es mas estimado. y mas alegra el bien trás muchos males; Amor, de bienes tales premia á los otros, que en dominio tienes, que yo no pido tus mayores bienes. Trás breves ruegos, y servicios breves, quiero me admita luego mi amada Ninfa con amor piadoso; y solo mezcle de cuidados leves nuestro dulce sosiego, no tan grave tormento y riguroso; mas un desdén zeloso, una esquiveza blanda, enamorada, guerra, en fin, limitada, à quien la dulce paz y tregua siga, que en mas ardor los corazones liga.

## LOPE DE VEGA.

### ROMANCE.

Mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos. No sé qué tiene el Aldéa. donde vivo, y donde muero, que con venir de mí mismo. no puedo venir mas lejos. Ni estoy bien, ni mal conmigo; mas dice mi entendimiento, que un hombre, que todo es alma, está cautivo en su cuerpo. Entiendo lo que me basta, v solamente no entiendo cómo se sufre á sí mismo un ignorante soberbio. De quantas cosas me cansan. facilmente me defiendo: pero no puedo guardarme de los peligros de un necio. El dirá, que yo lo soy, pero con falso argumento, que humildad y necedad no caben en un sugeto. La diferencia conozco,

porque en él y en mí contemplo. su locura en su arrogancia, mi humildad en mi desprecio. O sabe naturaleza mas que supo en este tiempo: 6 rantos que nacen sabios, es porque lo dicen ellos. Solo sé que no sé nada, dijo un Filosofo, haciendo la cuenta con su humildad. adonde lo mas es menos. No me precio de entendido. de desdichado me precio, que los que no son dichosos, . ¿ cómo pueden ser discretos? No puede durar el mundo, porque dicen, y lo creo, que suena á vidrio quebrado, y que ha de romperse presto. Señales son del juicio vér que todos le perdemos, unos por carta de mas, otros por carta de menos. Dijeron, que antiguamente se fue la verdad al cielo: tal la pusieron los hombres, que desde entónces no ha vuelto. En dos edades vivimos los propios y los agenos,

la de plata los estraños, y la de cobre los nuestros. A quién no dará cuidado, si es Español verdadero, vér los hombres á lo antiguo, y el valor à lo moderno? Todos andan bien vestidos, y quéjanse de los precios: de medio arriba Romanos, de medio abajo Romeros. Dijo Dios, que comeria su pan el hombre primero en el sudor de su cara, por quebrar su mandamiento. Y algunos inobedientes á la vergüenza y al miedo, con las prendas de su honor han trocado los efectos. Virtud y Filosofia peregrinan como ciegos: el uno se lleva al otro, llorando ván y pidiendo. Dos Polos tiene la tierra, universal movimiento, la mejor vida el favor, la mejor sangre el dinero. Oygo tañer las campanas, . y no me espanto, aunque puedo, que en lugar de tantas cruces.

hava tantos hombres muertos. Mirando estoy los sepulcros, cuyos mármoles eternos están diciendo sin lengua, que no lo fueron sus dueños. O, bien haya quien los hizo! porque solamente en ellos de los poderosos grandes se vengaron los pequeños. Fea pintan á la envidia: vo confieso que la tengo de unos hombres que no saben, quién vive pared en medio. Sin libros y sin papeles, sin tratos, cuentas, ni cuentos, quando quieren escribir, piden prestado el tintero. Sin ser pobres, ni ser ricos, tienen chimenéa y huerto:, . no los despiertan cuidados, ni pretensiones, ni pleytos. Ni murmuraron del grande, ni ofendieron al pequeño, nunca como yo, firmaron, parabien, ni Pasquas dieron. Con esta envidia que digo, y lo que paso en silencio, á mis soledades voy, de mis soledades vengo.

## EL BACHILLER FRANCISCO DE LA TORRE.

ODA.

S Ale de la sagrada
Cipro la soberana Ninfa Flora,
vestida y adornada
del color de la Aurora,
con que pinta la tierra, el Cielo dora.

De la nevada y llana frente del levantado monte arroja la cabellera cana del viejo Invierno, y moja el nuevo fruto en esperanza y hoja.

Deslízase corriendo por los hermosos mármoles de Paro, las alturas huyendo un arroyuelo claro, de la cuesta beldad, del valle amparo.

Corre bramando, y salta, y codiciosamente procurando adelantarse, esmalta de plata el cristal blando con la espuma que quaja golpeando.

Viste y ensoberbece con diferentes hojas la corona de plantas, y florece

Y

las que apenas perdona furioso rayo de la ardiente Zona.

El regalado aliento del bullicioso Zéfiro, encerrado en las hojas, el viento enriquece y el prado, este de flor, y aquel de olor sagrado.

Y reducido, quanto baña el mar, tiene el suelo, el Cielo cria, á mas bien con el llanto, que al asomar del dia viene haciendo la Aurora humida y fria.

Todo brota y estiende ramas, hojas y flores, nardo y rosa: la vid enlaza y prende el olmo, y la hermosa yedra sube trás ella presurosa.

Yo triste; el Cielo quiere, que yerto Invierno ocupe el alma mia; y que si rayo viere de aquella luz del dia, furioso sea, y no como solía.

Renueva Filis esta
esperanza marchita, que la helada
aura de tu respuesta
tiene desalentada.
Vén, Primavera, vén, mi flor amada.

Vén, Filis, y del grato invidiado contento del aldéa

goza, que el pecho ingrato, que tu beldad afea, aqui tendrá el descanso que desea.



## DEL MISMO AUTOR.

#### SONETO.

flores, plantas y hierbas olorosas, el cielo dora, y de purpúreas rosas, blancas y rojas, teje selva umbría. Al rio el claro, y á la mansa y fria aura templanza, y á las sonorosas aves el canto restituye ociosas, quando el Invierno el Cielo les cubria. Y nunca, ó tiempo, por mí mal rogado, trais una Primavera deseada á la seca esperanza de mi vida? Teman otros mudanzas de tu estado, que sola tu firmeza porfiada puede ser de mi espíritu temida.

# ALONSO EZQUERRA A BARTHOLOMÉ LEONARDO DE ARGENSOLA.

EPISTOLA inedita.

E esta Casa del Nuncio propiamente habló yá el Toledano ilustre Vate. en nada á la de Augusta diferente, Dó por autorizar el disparate primero, no por loco me encerraron. sirviendo el uno al otro de rescate. Saludes, ni otro bien no se enviaron, pues nadie puede dár lo que no tiene. ni jamás sus umbrales pasearon. La queja es la que el campo aqui mantiene; y aunque en contra de Astréa son sus voces, ella confiesa la razon que tiene. Dice que los delitos mas atroces son los que se cometen á su sombra: ¡ay, quan bien sé que esta verdad conoces! Ay, quántas veces la doncella nombra, levantándola falso testimonio! Quien la debiera honrar, el mundo asombra, Dios nos libre, Señor, quando el Demonio de religion reviste su malicia, que correrá peligro el gran Antonio. Y

Y es lo peor, que sola esta milicia es la que se egercita entre ::: mas callo, que al-quererlos nombrar me dió tiricia.

Hiciéralo, pudiendo yo estorvallo; pero sé que es echar al fuego leña, ó arrimar los talones al caballo;

Y sé, que con remedio se despeña el que con libertad dice verdades, que la experiencia claro nos lo enseña.

Tenemos la peor de las edades, dijo tu hermano, quando con divino espíritu lloraba las maldades.

O, mil veces dichoso aquel camino, de tantos alabado, mas seguido de pocos hasta ahora con buen tino!

Dichosa soledad, seguro nido de las Aguilas reales, que contemplan el claro Sol con ojo no torcido.

En tus aguas sus fuertes armas templan los que de la mentira y del engaño á espada y lanza la soberbia tiemplan.

Los que buscan el simple desengaño, y huyen las colores y matices, con que el mundo colora nuestro daño.

Los que quieren echar firmes raices á su quietud, abrácense contigo, que á su deseo en nada contradices. Amada soledad, házme tu amigo,

y al punto dejaré, si poseyera,

todo lo que perdió el Godo Rodrigo. Sácame de los dientes de esta fiera. á quien el Sabio dió tantas cabezas, y arrójame á la mas ardiente esfera. ¿ De quándo acá, Señor, tantas bravezas, riendo me decis, ó qué barruntos tubistes vos jamás de estas finezas? Los trafagos del mundo en vos véo juntos: ¿ quién diablos os llevó esas parlerías? ¿ ó quién os enseñó esos contrapuntos? Sin duda habreis leído poesías del músico de Porras, 6 Belardo, tan celebradas en aquestos dias. Yá de ese ingenio raro vuestro aguardo otro libro devoto y eloquente, como el del Conde, que vistió de pardo. Yá espero que se pare á oir la gente un echa acá la barca de esa boca, que admire de Levante hasta Poniente. Paso, Señor Rector, licencia poca, que sé cómo castiga el papagayo el que mi libertad ahora apoca. Aqui, Señor, me toma un gran desmayo: no puedo mas hablar, falta el aliento: Dios me lleve á vér nieve de Moncayo, que allá declararé mejor mi intento.

## RESPUESTA DE BARTHOLOME

## Leonardo de Argensola A ALONSO EZQUERRA.

EPISTOLA inedita.

Ues hablar de las cosas propiamente es el crimen, Señor, que nos combate, cordura es dárles nombre diferente. Llamarémos prudencia al disparate, miéntras los que por sierva la encerraron, no vuelven á tratar de su rescate. Antes á la verdad santa enviaron desterrada, y su opuesta el cetro tiene, á quien con pompa y triunfo pasearon. Más sufrir y callar, que esto mantiene la esperanza del justo; y no dár voces, pues nadie escucha la razon que tiene. Andan los buenos entre los atroces: mas yo espero gran luz trás esta sombra, segun el texto santo que conoces. Pues no, Camilo, sin razon se nombra el que ha de castigar el testimonio, que tu verdad y tu justicia asombra. Ahora te hace cocos el demonio; ΥΔ mas

mas presto te opondrás á su malicia. como se opuso el Ermitaño Antonio. Aunque há poco que sigo esta milicia, me puedes imitar, que miro y callo, y ando como hombre lleno de tiricia. Daño hay, que crece mas con estorvallo, como quando con agua arde la leña, ó con freno la furia de un caballo. Siendo esto asi, ¿ quál lobo se despeña á decir en tal tiempo las verdades, viendo quán fieros dientes nos enseña? Vengo á pensar, que en todas las edades, por algun tiempo el disponer Divino permitió que venciesen las maldades; Pero al fin de sus pasos y camino soberanos efectos se han seguido, que al humano saber quitan el tino. Están los pajarillos en su nido, y ponzoñosas sierpes los contemplan, subiendo por el tronco retorcido; Y quando como músicos se templan, sienten los silvos, y el vecino engaño, y medrosos se pasman y se tiemplan. Asi en tu nido el dulce desengaño gozabas tú; mas viste los matices de la sierpe que quiso hacerte daño, Y no te dejó echar firmes raices en la quietud, y hará vivir contigo la misma ocupacion que contradices.

Pero confia en tu-justicia, amigo, que aunque ese tu contrario poseyera el bien que poseyó y perdió Rodrigo: Quedarás victorioso de esa fiera, cortarás, como Alcídes, sus cabezas, y qual él subirás á su alta esfera. Y no tengas por vanas mis bravezas, que oy he tenido yo algunos barruntos, que las hacen verdades y finezas. Oy estubimos yo y el Nuncio juntos, . y tratamos de algunas parlerías, echando canto llano y contrapuntos. Mas no se han de contar como poesías, pues no eres Filis tú, ni yo Belardo, enfado general de nuestros dias. El libro te enviára; mas aguardo, que divise de verde el eloquente, que lo compuso, su vestido pardo; Porque asi trae vestida cierta gente, á quien se parece en seso y boca una de las Ciudades de Poniente. Materias grandes, experiencia poca, discursos altos trata el papagayo: aqui, aqui la paciencia se me apoca: Cierto que á muy buen tiempo me desmayo: yo espero en Dios que cobraré el aliento tambien de la otra parte de Moncayo, donde mejor declararé mi intento.

## GASPAR GIL POLO

N el campo venturoso, donde con clara corriente Guadalaviar hermoso, dejando el suelo abundoso, dá tributo al mar potente: Galatéa desdeñosa del dolor, que á Licio daña; iba alegre y bulliciosa por la ribera arenosa, que el mar con sus ondas baña: Entre la arena cogiendo conchas y piedras pintadas, muchos cantares dieiendo con el són del ronco estruendo de las ondas alteradas: Junto al agua se ponia, y las ondas aguardaba, y en vérlas llegar huía; pero á veces no podia, y el blanco pie se mojaba. Licio, al qual en sufrimiento amador ninguno iguala, suspendió alli su tormento, mientras miraba el contento de su pulida zagala.

Mas cotejando su mal con el gozo que ella habia, el fatigado zagal, con voz amarga y mortal desta manera decia: Ninfa hermosa, no te véa jugar con el mar horrendo; y aunque mas placer te sea, huye del mar, Galatéa, como estás de Licio huvendo. Deja ahora de jugar, que me es dolor importuno: no me hagas mas penar, que en vérte cerca del mar, tengo zelos de Nepruno. Causa mi triste cuidado, que á mi pensamiento crea; porque yá está averiguado, que si no es tu enamorado, lo será quando te véa. Y está cierto; porque amor sabe desde que me hirió, que para pena mayor me falta un competidor mas poderoso que yo. Deja la seca ribera, dó está el alga infructuosa: guarda que no salga á fuera alguna marina fiera

enroscada y escamosa. Huye yá, y mira que siento por tí dolores sobrados, porque con doble tormento zelos me dá tu contento, y tu peligro cuidados. En vérte regocijada zelos me hacen acordar de Europa, Ninfa preciada, del Toro blanco engañada en la ribera del mar. Y el ordinario cuidado hace que piense contino de aquel desdeñoso Alnado, orilla el mar arrastrado, visto aquel monstruo marino. Mas no véo en tí temor de congoja y pena tanta, que bien sé por mi dolor, que á quien no teme el amor, ningun peligro le espanta. Guarte, pues, de un gran cuidado, . que el vengativo Cupido, viéndose menospreciado, lo que no hace de grado, suele hacerlo de ofendido. Vén conmigo al bosque ameno, y al apacible sombrío, de olorosas flores lleno,

dó en el dia mas sereno no es enojoso el Estío. Si el agua te es placentera, hay alli fuente tan bella, que para ser la primera entre todas, solo espera, que tú te laves en ella. En aqueste raso suelo á guardar tu hermosa cara no basta sombrero ó velo, que estando al abierto Cielo, el Sol morena te para. No escuchas dulces concentos, sinó el espantoso estruendo, con que los bravosos vientos, con soberbios movimientos, ván las aguas revolviendo. Y trás la fortuna fiera son las vistas mas suaves vér llegar á la ribera la destrozada madera de las anegadas naves. Vén á la dulce floresta, dó natura no fue escasa, donde haciendo alegre fiesta, la mas calorosa siesta con mas deleite se pasa. Huye los soberbios mares, vén verás, cómo cantamos

tan deleitosos cantares, que los mas duros pesares suspendemos y engañamos. Y aunque quien pasa dolores, Amor le fuerza á cantarlos, yo haré, que los Pastores no digan cantos de amores, porque huelges de escucharlos. Alli, por bosques y prados, podrás leer todas horas, en mis robles señalados los nombres mas celebrados de las Ninfas y Pastoras. Mas seráte cosa triste vér tu nombre alli pintado, en saber que escrita fuiste por el que siempre tubiste de tu memoria borrado. Y aunque mucho estás ayrada, no creo yo que te asombre tanto el vérte alli pintada, como el vér que eres amada del que alli escribió tu nombre. No ser querida y amar, fuera triste desplacer; z mas qué tormento ó pesar te puede, Ninfa, causar ser querida, y no querer ? Más desprecia quanto quieras

á tu Pastor, Galatéa: solo que en estas riberas, cerca de las ondas fieras . con mis ojos no te véa. ¿ Qué pasatiempo mejor orilla el mar puede hallarse, que escuchar el ruiseñor, coger la olorosa flor, y en clara fuente lavarse? Pluguiera á Dios que gozáras de nuestro campo y ribera; y porque mas lo preciáras, ojalá tú lo probáras antes que yo lo dijera. Porque quanto alabo aqui de su crédito le quito; pues el contentarme á mí bastará, para que á tí no te venga en apetito, Licio, mucho mas le hablára, y tenia mas que hablalle, si ella no se lo estorvára, que con desdeñosa cara al triste dice que calle. Volvió á sus juegos la fiera, y á sus llantos el Pastor; y de la misma manera ella queda en la ribera, y él en su mismo dolor.



## DEL MISMO AUTOR.

### SONETO.

PRobaron en el campo su destreza
Diana, Amor, y la Pastora mia,
flèchas tirando á un arbol, que tenia
pintado un corazon en su corteza:
Alli apostó Diana su belleza,
su arco Amor, su libertad Argía,
la qual mostró en tirar mas gallardía,
mejor tino, denuedo y gentileza.
Y ansí ganó á Diana la hermosura,
las armas á Cupido; y ha quedado
tan bella y tan cruel de esta vitoria,
Que á mis cansados ojos su figura
y el arco fiero al corazon cuitado
quitó la libertad, la vida y gloria.

## FABULA DEL GENIL

POR

## PEDRO ESPINOSA.

IDILIO.

Ambien entre las ondas fuego enciendes, Amor, como en la esfera de tu fuego, y á los dioses de escarcha tambien prendes. como á Vulcano con lascivo juego: del sacro Olimpo á Júpiter desciendes, y á Febo dejas (sin su lumbre) ciego, y a Marte pones con infame prueba, que de tu madre las palabras beba. El claro dios Genil sintió tus lazos, que á la Nayáde Cínaris adora; ella le hace el corazon pedazos, v él crece con las lágrimas que llora: corta las aguas con los blancos brazos la Ninfa, que con otras Ninfas mora debajo de las aguas cristalinas, en aposentos de esmeraldas finas. El despreciado dios su dulce amante con las Navádes vido estár bordando. y por enternecer aquel diamante, sobre un pescado azul llegó cantando: de una concha una cithara sonante

 $\mathbf{Z}$ 

con destrísimos dedos vá tocando: paró el agua á su queja, y por oilla los sauces se inclinaron á la orilla. Vosotras, que mirais mi fuego ardiente. seréis (dice) testigos de mi pena, y del rigor y término inclemente de la que está de gracia y desdén llena: Neptuno fue mi abuelo, y de una fuente, que es de una sierra de cristales vena, soy dios, y con mis ondas fuera Tetis, si no atajára mi camino el Betis. Vestida está mi margen de espadaña y de viciosos apios y mastranto, v el agua clara, como el ambar, baña troncos de mirtos y de lauro santo: no hay en mi margen silvadora caña, ni adelfa, mas violetas y amaranto. de donde llevan flores en las faldas. para hacer las Hénides guirnaldas. Hay blandos lirios, verdes miraveles, y azules guarnecidos alelies; y alli las clavellinas y claveles parecen sementera de rubies: hay ricas alcatifas, y alquicéles rojos, blancos, gualdados y turquies, y derraman las auras con su aliento ambares y azahares por el viento. Yo, quando salgo de mis grutas hondas, estoy de frescos palios cobijado,

y entre nácares crespos de redondas perlas mi margen véo estár honrado: el Sol no tibia mis cerúleas ondas, ni las enturbia el balador ganado; ni á las Napéas, que en mi orilla cantan los pintados lagartos las espantan. Asi del olmo abrazan ramo y cepa con pámpanos harpados los sarmientos, falta lugar por donde el rayo quepa del Sol, y soplan los delgados vientos: por flexibles tarahes sube y trepa la inexplicable yedra, y los contentos ruiseñores trinando, alli no hay selva, que en mi alabanza á responder no vuelva. ¿ Mas qué aprovecha, ó lumbre de mis ojos, que conozcas mis padres y riqueza, si despreciando todos mis despojos, te contentas con sola tu belleza? dijo, y la Ninfa de matices rojos cubrió el marfil, y buelta la cabeza con desdén, dá á entender que el dios la enoy arroja el bastidor, y el oro arroja. [ja, Quedó elevado asi, como se encanta el que escuchó la voz de la Sirena: helósele su voz en la garganta, como cercado de engañosa Hiena: no tanto á virgen temerosa espanta serpiente negra, que pisó en la arena, ni al verto labrador en noche triste

rayo velóz, que de temor le embiste. En sí volvió del yá pasado espanto, quando quiso el contrario del contento, y halló que las aguas de su llanto le llevaban nadando el instrumento: la libertada cólera entretanto le obligó á que dijese, y el tormento: ¡O tú, hija de montes y de fieras! por fuerza has de quererme, aunque no quie-Dijo asi, y codicioso del troféo, al alcazar del viejo Betis parte, cuyo artificio atrás deja el deseo, que á la materia sobrepuja el arte: no dá tributo Betis á Neréo: mas, como amigo, sus riquezas parte con el que es Rey de rios, y los Reyes no dán tributo, sinó ponen leyes. Vé que son plata lisa los umbrales, claros diamantes las lucientes puertas, ricas de clavazones de corales. y de pequeños nácares cubiertas: vé que rayos de luces inmortales dán, y que están de par en par abiertas, y los quiciales de oro muy rollizo, que muestran el poder de quien los hizo, Colunas mas hermosas, que valientes, sustentan el gran techo cristalino: las paredes son piedras transparentes. cuyo valor del Occidente vino: bro-

brotan por los cimientos claras fuentes, y con pie blando en líquido camino corren cubriendo con sus claras linfas las carnes blancas de las bellas Ninfas. De suelos pardos, de mohosos techos, hay doscientas hondísimas alcobas, y de menudos juncos verdes lechos, y encima colchas de pintadas tobas: maldicientes arroyos por estrechos pasos murmuran entre juncias y ovas, donde á los dioses del profundo sueño cubre de adormideras y beleño. Vido, entrando Genil, un virgen coro de bellas Ninfas de desnudos pechos, sobre cristal cerniendo granos de oro con verdes crivos de esmeraldas hechos: vido, ricos de lustre y de tesoro, follages de carámbano en los techos, que estaban por las puntas adornados de racimos de aljófares helados. Un rico asiento de diamante frio sobre gradas de nacar se sustenta. donde preñadas perlas de rocío al alcazar dán luz, al Sol afrenta. El venerable viejo, dios del rio, aqui con santa magestad se asienta, reclinado en dos urnas relucientes, que son los caños de abundantes fuentes. Yá que huyó la admiracion del fuego,

que abrasaba al amante despreciado, su queja al padre Betis cuenta luego, no sé, si mas lloroso que turbado: dió luz á su justicia, estando ciego de lágrimas, que amor habia brotado; y no hubo menester el dios amigo ni mas informacion, ni mas testigo. No será tu aficion con desdén rota, le dice Betis, que tambien tu orilla mereció á Febo, como el sacro Eurota, por quien desprecia Júpiter su silla: Granada de tus templos es devota, si Eçatombe á mis templos dá Sevilla, y por tí gozo ilustres vasallages desde el Hispades dulce al negro Arages. En Colcos, junto á un ancho promontorio, hay unas grutas de alabastro fino, donde nació, entre arenas de avalorio, un Triton, que á servir á Betis vino: á este manda llamar á consistorio á todos los del reyno cristalino, los quales, al sagrado mandamiento, vienen venciendo por el agua el viento. Ricas garnachas de riqueza suma unos visten de tiernas esmeraldas: otros, como á la garza facil pluma, cubren de escama de oro las espaldas con ropas blancas de quajada espuma: otros vienen ceñidos con guirnaldas,

bro-

brotando olor los cristalinos cuernos de tiernas flores y de tallos tiernos. Ouantas viven en fuentes Ninfas bellas (que burlan los satíricos Silvanos, que arrojándose al agua por cogellas, el agua aprietan con lascivas manos) vinieron, y á una parte las doncellas, á otra los mozos, y á otra los ancianos, se sientan, qual conviene á tales huespedes, en blandas sillas de mojados cespedes. Yá que corrió el silencio las cortinas, dando angosto camino al blando aliento, y las vistas suspensas y divinas, á Betis fueron penetrando el viento, y entre los labios de esmeraldas finas pararon, él con grave movimiento sacudió la cabeza sobre el pecho, y perlas sudó el suelo, y llovió el techo. No con el mar de España tengo guerra, dice, ó saliendo de mi margen corva, quiero cubrir las faldas de la tierra, miéntras teme dudosa que la sorba: ni pardo monte, ni cerúlea sierra de mi profundidad el paso estorva; mas oy se casa un claro dios divino, que ha merecido á Betis por padrino. Tú, Genil, á quien ciñen mirto y lauro (no cañaveras frágiles) tus sienes, y, como el Cindo del nevado Tauro,

montes de plata por principio tienes: tú, aquel potente dios, á quien el Dauro señor te hace de mayores bienes, pues que sus Ninfas en liviano coro, para dárte tributo ciernen oro: Oy gozarás de Cinaris los brazos; y tú, Ninfa, el valor de ser su esposa, y en legítimo fuego y dulces lazos, dejaréis á Cidálida envidiosa, dijo; y ella, huyendo los abrazos. volvió turbada la cervíz de rosa, naciendo al tierno llanto, que comienza, rojo color de virginal vergüenza. No hay dios, á quien el llanto no recuerde, si con la compasion hace su tiro; y asi el aljofar, que la Ninfa pierde, costó mas de un sollozo y de un suspiro; y hubo alguno, que el crin de sauce verde tendió sobre la frente de safiro; mas los arroyos, que á la puerta estaban, del desdén de la Ninfa murmuraban. Como quando en solícitos tropeles, por mayor magestad de sus castillos ricos de olor, vestidos de doseles, entre selvages cercas de tomillos, guardando rubias perezosas mieles en urnas de panales amarillos, se oyeron las abejas en esquadra, asi el rumor por la soberbia quadra.

Lágrimas tibias de tus luces bellas Ilueves en tanto que Genil te imita, 6 Cinaris! mas todas tus querellas Betis mirando, el caso facilita: que el melindre, que es dado á las doncellas, piensa que el libre espíritu te quita; y asi, queriendo un monte hacer llano, la mano de Genil puso en tu mano. Llenos de envidia noble se levantan los dioses del sagrado coliséo, y con las lenguas de agua dulce cantan alegres: Himenéo, Himenéo; mas de improviso, sin pensar, se espantan, porque la Ninfa, viendo el caso feo, y su virginidad asi oprimida, quedó llorando, en agua convertida.

# ANDRES REY DE ARTIEDA.

#### EPISTOLA.

S la Comedia espejo de la vida, su fin mostrar los vicios y virtudes, para vivir con órden y medida.

Remedio eficacísimo (no dudes) para animar los vàroniles pechos, y enfrenar las ardientes juventudes.

Materia y forma son diversos hechos, que guian á felices casamientos por caminos dificiles y estrechos;

O al contrario, placeres y contentos, que pasan como rápido torrente, y rematan con trágicos portentos.

La causa, que llamamos eficiente, no es menos que un Filosofo Poeta, sagáz de ingenio, claro, y eloquente:

El que no fuere tal, no se entremeta en lo que es apurar moralidades, porque requiere habilidad perfecta

Para pintar, conforme las edades, el vicio y la virtud que predomina, y enjerir las mentiras con verdades.

Esto nos muestra al ojo Celestina, digo, el Autor, que supo dárle el punto con tan suave espíritu y doctrina.

A Horacio en la Poética pregunto, si el artifice llega á lo que puede, quando lo dulce y útil nos dá junto?

A veriguado, pues, de esta vez quede, que es la Comedia por estremo buena, y el Autor á quien Dios tal dón concede.

El que las abomina y las condena, habla de algunos tristes Comediantes, que hacen mil libertades en la Scena.

Y que diga mal dellos, no te espantes, que tantas zarabandas, tantos mimos, chaconas, y otras cosas semejantes,

Puesto caso que dellas nos reimos, las lloramos despues con los hijuelos, del gusto sensual que concebimos.

Pintar pudiera aqui algunos martelos, que han traido inquietos á Señores; pero pues son notorios, callarélos.

Con todo, no será justo que ignores, que hay bayles tan medidos y compuestos, que sacan de vergüenza á los Autores.

Pero que sean aquellos, 6 sean estos, si de esencia no son de la Comedia, ¿ qué importa en su favor alegar textos ?

Si quitados los bayles se remedia, siga su traza el Cómico prudente, y el Trágico prosiga su Tragedia.

Murmuran de este genero de gente

(digo de los Autores que recitan) muchos que en este mundo están á diente.

Dicen, que como juntos cohabitan los solteros, emprenden las casadas, que sus maridos propios facilitan

Burlas para domésticas pesadas. En favor de ellos, oyeme, y diréte cierta danza, que ví una vez de espadas.

Erase Doña Páfila Copete casada con un cierto Comediante, lebron, pero en el talle matasiete.

Este traia consigo un ayudante para acudir á su muger y casa con lo bueno, costoso, y abundante.

Era la hembra verdinegra rasa, amiga de pendencias, novelera, y en amores lascivos una brasa.

Tenia por amiga y compañera á Doña Laura, gran zarabandista, verde como la misma Primavera,

La qual tenia el marido petrarquista, hombre que componia y recitaba, y juntamente otro galán de vista.

Era tambien coleriquilla y brava, y asi las dos vinieron á las manos por cosa, que, apurada, no importaba.

Los dos amigos de ellas casquivanos, viendo que estaban quedos los maridos, furiosos se envistieron como alanos.

Quédaron por las hembras mal heridos, haciendo los maridos su figura con solo patear y dár bramidos,

Quien este caso de estos seis apura, adulterios verá, tratos infames, que callarlos será muy gran cordura.

Mas no por eso á la Comedia llames adúltera, que por estremo es buena, y es bien que como á tal la precies y ames.

Castiguen los que rigen, norabuena, al que tales delitos y obras hace, que el malo se corrige con la pena.

Y quando bien se apure y adelgace ¿ el Comediante, quando representa, es Pablos, quando á Pablos contrahace ?

Si quando Rey, como Señor se sienta, si cobra quando Cid tantos aceros, que al parecer emprenderá á cinquenta,

¿Es á dicha Morales, ó Cisneros? ¿ó es la triste Belerma Mariflores, quando á llanto y pasion puede moveros?

Claro es que no son ellos ¿ Pues, Señores, qué importa á la Comedia que sean malos, si para recitar son los mejores?

Los palos, que se dán alli ¿ son palos ? ¿ á los que como simples los reciben, el entremés fingido afrentarálos?

¿ A dicha los que mueren no reviven? y si es que lo requiere la maraña,

į los

¿ los que lo fingen paren, ó conciben? Sola la vista y opinion se engaña, y asi el vicio y virtud de ellos no ofende, ni á la Comedia en un cabello daña.

Con todo, por la Iglesia hay quien atiende á mandar, que la que es soltera y mala, no recite Comedias, ó se enmiende.

Límite breve, al fin, se le señala; y si declina un dedo de la senda, el que es recto Juez castigarála.

Y aun no solo reforma su vivienda; mas las Comedias, que recitan, mira, y lo lascivo y descompuesto enmienda.

¿ A qué fin, pues, Eraclito se aíra, si examinadas, se les dá licencia, y del Juez que se la dió se admira?

Sepamos, ¿la Económica no es ciencia? ¿ pues la Comedia qué otra cosa enseña? oygame, y tenga un poco de paciencia.

La gravedad que ha de tener la dueña, la ley que ha de guardar firme y constante el hombre, que su fé y palabra empeña:

Zelo y amor del padre vigilante, de los hijos el miedo y el respeto, que han de guardar, teniéndole delante:

Del que es galán el término discreto, la vergüenza y valor de una doncella, quando se vé en confusion y aprieto:

El fin de una justisima querella,

la muerte arrebatada de un Tirano, que por su gusto todo lo atropella:

Esto enseña al discreto Cortesano, para que la virtad moral abrace, y de lo pernicioso alce la mano.

Y como á secas la verdad no place, es necesario que el Poeta sabio con artificio lo disponga y trace.

Quiero apretarme con el dedo el labio, porque tratando á bulto de Poetas, hago á los que lo son notable agravio.

No son, no, los que troban chanzonetas: imagina que son mucho mas que hombres, y oráculos de Dios, si el punto aprietas.

A mí y otros cuitados no nos nombres Poetas, que son rústicos engaños dárnos tan grandes títulos y nombres.

De Artes me gradué á los catorce años, graduéme de Leyes á los veinte, con aplauso y pronósticos estraños.

Marte, favorecido en ascendente, dándome la Gineta, al primer paso me hizo vér las costumbres de la gente.

Tube á Mercurio junto de Pegaso, y asi (aunque Capitan de Infantería) me entretuvo Virgilio y Garcilaso.

Saturno, que en la octava presidía, tanto me hizo privar con Tholoméo que leí en Barcelona Astrología; Y aunque me fue propicio el Caduceo, y me hizo vér mil cosas la Gineta,

y al paso de Saturno aprendo y leo,

Jamás me aventuré á llamar Poeta, ni entiendo con qué espíritu se atreven á pensar que lo son niños de teta.

Como las gotas, que en Verano llueven con el ardiente Sol, dando en el suelo, se transforman en ranas y se mueven,

Asi al calor del gran Señor de Delo se levantan del polvo Poetillas con tanta habilidad, que es un consuelo.

Y es una de sus grandes maravillas el vér que una Comedia escriba un triste, que ayer sacó Minerva de mantillas.

Y como en viento su invencion consiste, en ocho dias, y en menor espacio, conforme su caudal la adorna y viste.

¡ O quán al vivo nos compara Horacio á los sueños frenéticos de enfermo lo que escribe en su triste cartapacio!

Galeras ví una vez ir por el yermo, y correr seis caballos por la posta de la Isla del Gozo hasta Palermo.

Poner dentro Vizcaya Famagosta, y junto de los Alpes Persia y Media, y Alemania pintar larga y angosta.

Como estas cosas representa Heredia, á pedimento de un amigo suyo, que en seis horas compone una Comedia.

Por no cansarte, al fin, Señor, concluyo, que como el argumento sea tan bueno, que corresponda al claro ingenio tuyo:

El verso grave, en su lugar, y ameno, examinado quien lo tiene á cargo lo mal sonante, barbaro y obsceno,

Puedes oir Comedias á mi cargo, y mas si una pasion al alma llega, y el dia sobra, ó te parece largo.

Que Tarrega, Aguilar, Lope de Vega, aligerar con sus escritos pueden. la ansia y pasion que te desasosiega;

Y pues salud los Cielos te conceden, y querrá Dios que en estender tu estado en tu favor confederados rueden,

Creeme, si te aflige algun cuidado, que con el fuego se acrisola el oro, y luce mas el hierro cicalado.
Tu criado menor, Artemidoro.



### DEL MISMO AUTOR.

#### SONETO

Y untada se encarama y precipita, asi un Soldado, dentro una garita, esto pensaba, haciendo centinela:
No. me falta manopla, hi escarcela:
mañana soy Alferez, ¿ quién lo quita. y sirviendo á Felipe y Margarita, embrazo, y tengo page de rodela:
Vengo á ser General, corro la Costa, á Chipre gano, Príncipe me nombro, y por Rey me corono en Famagosta:
Reconozco al de España, al Turco asombro: con esto se acabó de hacer la posta, y hallóse en cuerpo con la pica al hombro.

## EL LICENCIADO TOMÉ DE BURGUILLOS.

#### CANCION.

TA, pues, que todo el mundo mis pasiones de mis versos presume, culpa de mis hipérboles causada, quiero mudar de estilo y de razones; y pues la misma pena me consume, tomar la lira menos bien templada. O vos, rubia manada! y todos los demás, que paso á paso paceis los alcacéres del Parnaso, prestadme vuestra ayuda sobre prenda, para que el vulgo bárbaro no entienda por mis necios afetos el alma de mi versos y concetos. Que si animando tan humilde estilo, segunda vez pretende comentar mis desdichas, desde agora de los que habitan el Egypcio Nilo, ó los que en Etiopia el Sol enciende, y en los bordados Reynos del Aurora, que Febo infante dora, aprenderé la lengua no entendida, dejando obscura fama en larga vida;

Aa 2

mas yo fio, Piérides, que en tanto aflojaréis las cinchas á mi canto, y que en este lenguage el Lethe me dará franco pasage. Riberas del estrecho Manzanares. por donde antiguamente alborotó sus límites postreros la que tubo á Jonás en los hijares, obscureciendo su cristal corriente la paja, y vino del albarda y cueros, á fuerza de los fieros dardos y chuzos de la gente armada, que por la puente le estorvó la entrada: un soto lleno de verdura y caza, donde prueban los toros de la plaza, cubre la orilla amena de chopos, sauces, lirios, y verbena. En este un Martes pardo, aciago, y malo para casar doncellas, entre la grama y los menudos juncos ví el Sol, á cuya vista me regalo, y aquellos ojos, como dos estrellas; y es poco si dijera dos carbuncos. No desde los Aruncos á nuestros Montañeses vieron dama tan bella los antojos de la fama; al fin yo ví su rostro, y su aguileña naríz, como remate de cermeña, y aquella boca hermosa, ....

que dejó de ser guinda por ser rosa. Mas si Cupido, entónces lisonjero, en vez de la sangrienta ballesta de sangrar rocines y acas, tiróme con la mano de un mortero, que durmiendo una noche en una venta hurtó para tirar á las urracas: tal en Indias amacas suele desvanecerse, 6 en la nave quien ni del mar, ni del colúmpio sabe, quedando yo tan triste y descompuesto, como despues de las vendimias cesto, dando mas estornudos. que los tabacos dán por los embudos. No suele el Sol mas libre y licencioso entrar por un resquicio en un zaquizamí de teja vana, que el rayo ilustre de su rostro hermoso, haciendo en mí piramidal solsticio, con dulce fuerza de opresion tirana entró por la ventana de aquestos ojos á mi helado pecho, suave ardor de mis sentidos hecho; aunque el fuego, que el humo interrumpia, en densa nube el ayre convertia: si alguno me miraba del tufo de mi mal estornudaba. Rapáz Amor, ¿ qué es esto, quién te ha dado fuerza tan poderosa Aa 3

desde la roja púrpura al plebevo saval, que sigue el buey con el arado? ¿ Qué Pangéo produce aquella rosa, Astolfo del sentido de Apuleyo? ¿ qué Cesar, qué Pompeyo, qué pastor, qué rocin, rúcio, ó castaño, no hirió tu flecha, ni rindió tu engaño? ¿ Qué Adonis, qué Narciso, 6 Filomena, en flor, ó en pluma no lloró tu pena? Todos mueren de amores, Cesar, rocin, pastores, aves, flores. Alli con los ardores del veneno, aunque dulce contrario, á la quietud del corazon rendido, quejeme al soto, al prado, al campo ameno de aquel mortal arquero Sagitario, desnudo de temor, de error vestido. El rio condolido de lástima, corrió como solía, v las aves con dulce melodía animaban los zéfiros suaves, que tambien en las flores eran aves; y patos y conejos escuchaban mis penas desde lejos. Alamo no quedó, no quedó fuente, pastor, ni lavandera, novillo en soto, ni borrico en prado. que no se condoliese tiernamente de vér en su ribera

llorar de amor un hombre Licenciado. tan docto, y tan barbado, como si el alma fuese vieja, ó niña, barbada por los lados, 6 lampiña; ni es centro el cuerpo del amor heroico, caunque no soy Platonico, ni Estoico, siguiendo en esta tema aquel Aristotélico teorema. Dijo este tal Autor, que en Griego escribe; por no ser de la Mancha, y ser la lengua en que nacido habia, que amor en conyugales lazos vive, y sin ellos tambien: que tanto ensancha de sujurisdicion la Monarquía, que fue sentencia fria, aunque la diga el Rey filosofante, no porque la condeno repugnante; pero siendo Juez naturaleza, amable, por ser bien, es la belleza; v sin comunicarse pudiera de Aristoteles quejarse. Viéndome, en fin, que por las selvas solas Sátiro parecia, amante sin dinero, pobre y roto, envidiaba las cándidas tortolas, aunque mayor envidia me afligia de los que merendaban en el soto. Mas quando mas remoto de todo bien, sin esperanza estaba, Aa 4

ví que la bella Juana merendaba una empanada con Leonor su tia, y aunque era el Alva de quien sale el dia, dejando amor antojos, á la empanada me llevó los ojos. Si con hambre no hay Venus que aproveche, tanta descortesía disculpe, si de amor fuere culpada. en pan de azucar un capón de leche; y aunque Juana tan linda parecia, de mas sazon estaba la empanada, invencion regalada; y mas que para oir tiples eunucos, si merendáran habas, ó almendrucos, pudierase quejar de mi deseo; pero entre quantos platos dulces véo. puede comer el Fucar, tiple de teta en círculos de azucar. No de otra suerte gozque.hambriento esgrime blanda flexible cola, en torno de la mesa de su dueño, y con lengua anhelante gruñe y gime, yá con ladrido, yá con cabriola, que yo con muda queja el alma enseño: ella con el risueño semblante, entónces me tiró tirana (aunque fue de marsil la cerbatana) del cadaver preterito la Troya, á manera de torno de tramoya.

O terribles excesos! esperando pechugas, hallar huesos. Dióme en la nuez el golpe, que me hizo sacar toda la lengua, como perro con hueso atravesado; mas el favor la pena satisfizo, que no es amando mengua salir favorecido, y agraviado: sentime consolado del golpe, que en señal de mi victoria, sonó, como quien muerde zanahoria, mas apacible, que al villano oído el dulce són del rábano partido; y como hirió en lo hueco, opuesta resonó la Ninfa Eco. Mas habiéndole dicho mi accidente, se levantó furiosa, como suele perdíz, que del sonante rocin del cazador la estampa siente, formando aquella rueda sonorosa del vuelo fugitivo retumbante. El soto, que delante sintió las cayreladas zapatillas, tocaba sus azules campanillas; y al pasar, cada flor le daba un beso, en fé de que era el pie cándido queso; aunque en tales rebatos, no si eran coturnos, ó zapatos. No suele algun sardesco de mañana

de su chozuela pobre salir brioso, dando mil carreras, resicando á su són como campana los abollados cántaros de cobre entre las sonadoras aguaderas; ni fueron tan ligeras de Dafne las castizas cosetadas, como de mi enemiga las pisadas, y aquel brioso zahareño brio, que allá se lleva el pensamiento mio, dejando á mi deseo la pluma, que dejó Progne á Teréo. Yo despechado, por la selva fuime, y hallé en la verde grama la hermosa Venus, y el rapáz Cupido: ella le rifie, y él solloza y gime; y viendo que al amor, amor desama, en la hierba senigena tendido, acomodé el oído, qual se suele poner tierno gazapo, y ví que Venus, sacudiendo un trapo, limpiaba con sus manos delicadas de aquel rapáz las cartas atrasadas y triste en ser su madre, maldecia el herrero de su padre. No soy, decia el niño, sinó engendro de Marte furibundo. de polvo, y sangre, y de sudor teñido: bien lo saben las ramas deste almendro,

y Júpiter, y vos, y todo el mundo, quando mejor hubiera producido de carmesi vestido vuestro rostro las rosas del Pangéo, si la vid y la risa juntas véo; y no es mucho que yo tenga por Mayo, para mayor salud algun desmayo: que la Ninfa mas linda y mas mirlada, suele estár amarilla y colorada. Reíme entónces yo de un Licenciado, que en todo su juicio me dijo, que su dama cristalina nunca tubo tal género de enfado, sabiendo que el timón del edificio consiste en disparar la culebrina, aunque amor desatina. O, vasallos de Venus! no os engañe, ni el bien que os venga, ni el rigor que os daque amor es un compuesto de accidentes, [ñe, á quien los zelos dán chazas corrientes, y Fenix de sus brasas purga desdenes con ciruelas pasas. Amor tubo razon, y yo lo fundo en que por no ser tales, para pañales del señor Cupido se hicieron muchos versos en el mundo, que como de otros lienzos principales los Poetas tal vez los han rompido,

y es cosa que ha venido

(370)

a ser fragmento inutil á su dueño, quando Venus al niño rinde al sueños quitando el borrador pone el traslado, aunque todo despues queda borrado: dichoso aquel conceto, que se pudo librar de tanto aprieto. Cancion, si acaso vás á pasearte al prado, ó á otra parte, pásate por en cás de un alojero, y díle como muero.

..... Animis natum inventumque poema juvandis, Si paullum à summo discessit, vergit ad imum.

### INDICE

### DE LAS PIEZAS,

QUE COMPONEN ESTE PRIMER TOMO del Parnaso Español, con una breve noticia, y juicio de ellas.

1. ARTE POETICA DE HORACIO, traducida por Vicente Espinél, pagina 1.

Ara dár entrada á la Coleccion del PAR-NASO ESPAÑOL no se pudiera presentar otra Pieza mas oportuna en el asunto, que la presente, como la mejor Obra del mayor Maestro del Arte, y el Poema mas docto. y de mas buen gusto de toda la antigüedad. Esta Traduccion es tan perfecta, y tan felízmente ajustada á su original, que aun excediendo notablemente en la extension, á causa de la diversa índole de las Lenguas, nada hay superfluo, ni voluntariamente ingerido. Usó Espinéi con mucho acuerdo del verso libre, para la mas cómoda y facil exposicion de las sentencias y preceptos; de suerre, que lejos de perder estos nada de su vigor y nativa gracia, adquieren no pocas yeces nueva fuerza y brio con la frase Castellana; sin dejar por eso de ser la versificacion llena, fluida, y sonora. Por todo lo qual se justifica la autoridad de esta excelente Traduccion, y la preeminencia que la dán los hombres Eruditos. Hallase al fin de las Rimas, que publicó su Autor en Madrid 1591.

2. LAS DELICIAS de D. ESTEBAN MA-NUEL DE VILLEGAS, pag. 30.

Dió el nombre de Delicias el Anacreon-te Español al Libro 2 de las Poesías, que publicó con el titulo de Eroticas, y con justa razon, atendida la incomparable dulzura y elegancia, que brilla en estas composiciones. Son las Odas Anacreonticas mas exçelentes, que hay en Castellano; y con dificultad se hallarán mejores en los idiomas Griego y Latino: no siendo la menor recomendacion haberlas compuesto Villegas á los 14 años, y limado á los 20 de su edad, como él mismo confiesa. De las 44 Cantilenas, que comprehende bajo aquel nombre de Delicias, se han escogido 22, las mas sobresalientes; aunque con la dificultad y confusion, que ocurren en un Autor, de quien todo es excelente, todo es sublime, y perfectamente acabado. No obstante, en medio de la ventaja, que se halla en las Odas elegidas, se

señalan algunas, que rayan en la ultima línea de la hermosura y belleza Poetica: tal es la Cantilena del Pajarillo, que es la tercera, que no reconoce igual en nuestra Lengua. Por estas Piezas, y las demás, que ocuparán la Coleccion, se coloca á este esclarecido Poeta en uno de los primeros lugares, que sin injusticia no se le podia quitar en el PARNASO ESTAÑOL.

3. CANCION de D. FRANCISCO DE QUEN VEDO VILLEGAS. ¡O tù, que con dudosos pasos mides, pag.65.

Ntre las muchas y singulares composiciones de este ilustre Ingenio, merece particular estimacion la presente Cancion moral, en que pinta, y corrige la vanidad, y locura mundana, y es una de las mejores de la Musa Euterpe, y de las mas corregidas de nuestro Quevedo. Los egemplos son naturales y muy propios, las sentencias escogidas y nada vulgares, la sátira es noble y severa, y la moral sólida y acendrada; á que añade po poco realce la harmonía, pureza, y magestad de la versificacion.

4. EGLOGA de JUAN DE MORALES,

E esta excelente composicion se enun-ció algo en el Prologo: aora debe añadirse, que se ofrece al Público, como por Pieza maestra, y modelo de semejantes composiciones. Toda ella está llena de perfectas imitaciones de los Principes de la Bucolica Griegos y Latinos. El decoro de las personas se observa con incomparable puntualidad v destreza. Los pensamientos están concebidos y expresados con tal viveza, intension y ternura, como hace experimentar la mocion que causa en los animos de sus lectores; y acreditan que su Autor no la compuso acaso, sino impelido de la pasion de algun objeto real, que le dominaba. Sobre todo el verso es tan suave, corriente y sonoro, qual conviene á la naturaleza y asunto de las Eglogas. Hallase esta preciosa muestra del sublime ingenio de nuestro Morales en las Flores de Poetas ilustres de Pedro de Espinosa.

5. ODA á-la Flor de Gnido, de GARCILASO DE LA VEGA: Si de mi-baja Lira: pag. 68.

Es la quinta Cancion, y una de las mas hermosas composiciones de este clarisi-

mo Ingenio, y con razon llamado Principe de los Poetas Castellanos de su tiempo, pues á él principalmente le debe nuestra Poesía el grado de perfeccion, magestad y cultura á que llegó en su mayor aumento. La presente Pieza basta á acreditar esta verdad, por la propiedad y belleza de las imagenes, la hermosura de las alusiones, la suavidad y pureza del estilo, y el ornato, gravedad, decoro, y demás galas, que supo Garcilaso transferir de los mas famosos Poetas de la Italia á la versificacion Española, no conocidas en ella hasta su tiempo. Dirigióla á una Dama Napolitana, llamada Doña Violante Sanseverino, hija del Duque de Soma, á quien servia Fabio Galeota, grande amigo de Garcilaso, y vivia en un barrio de aquella Ciudad, llamado Il Seggio di Gnido, por lo que la intitula A la Flor de Gnido.

6. ODA I. de Píndaro, traducida por FR. Luis de Leon, pag. 85

Ntre las varias y elegantes Traducciones de las Lenguas sabias, en que fue tan feliz este eloquentisimo Escritor y Poeta, se inserta por la primera la hermosa Oda del Agua, que lo fue tambien en el orden de las del Principe de los Líricos de la Grecia, ma-ВЬ

nifestando en ella nuestro Traductor, que sa Lengua Castellana puede competir con la Griega en la abundancia y magestad, y abriendo el camino, que despues siguieron nuestros mas célebres Traductores. En esecto, esta version es una de las mas ajustadas, y mas libres de las licencias que se notan en las demás de este Poeta, y solo permitidas á los tan doctos como él. Se ha seguido en ella, como se executará con todas las de que constará esta Coleccion, las ediciones mas correctas en los Poetas de que las tenemos repetidas, ó consultando los originales, que puedan adquirirse.

# 7. SATIRA de GREGORIO MORILLO, pag. 91.

A Sátira, como especie mas noble, mas util, y mas principal de la Poesía, ocupará muchos, y muy distinguidos lugares en el Parnaso Español. A este fin se inserta la presente entre el copioso numero, que se encuentra en nuestro Idioma, no tanto por el merito, que ella en sí tiene, quanto por empezar á verificar uno de los principales designios de este proyecto, que es la noticia de muchos ilustres Ingenios, que yacen totalmente desconocidos, como su-

cedió á nuestro Morillo: circunstancia que realza mas el merito de sus Obras. La presente debe reputarse por una de las mas excelentes en su linea, y pudiera ponerse sin vergüenza al lado de los mejores Sermones de Horacio. Dirijese contra las malas costumbres, materia la mas abundante, mas propia, y mas comun de esta especie de Escritos en todas las edades. No hay regla alguna de quantas pide el Arte, que no se hallen observadas en ella con notable delicadeza y primor. La doctrina es sólida, y acredita ser hija de un juicio filosofico y maduro: el donayre y la gracia guardan tal economía, que no debilitan, sino endulzan lo severo de la correccion: los puntos contra que esta se endereza tienen toda la universalidad que requieren para no tirar á objeto descubierto: la ironia es noble y delicada; y en medio de la libertad con que la usa, no deja de parecer modesta: la erudicion es escogida y oportuna, y el verso facil, numeroso, y corriente. Trae tambien esta hermosa Pieza Pedro de Espinosa en su Coleccion de Poetas ilustres.

8. ODA I. de la Barquilla, por LOPE DE VEGA CARPIO, pag. 100. ODA II. pag. 105.

ODA III. pag. 113.

ON las Odas Anacreonticas mas excelentes de nuestro fecundisimo Poeta Lope de Vega: hallanse esparcidas en la Dorotéa, y se han juntado y reducido á un cuerpo, siguiendo el orden posible, por ser todas composicion dirigida a un propio sugeto, que lo fue la muerte de su muger, como lo prueba bien la ternura é intension con que expresa los afectos de su animo. La metafora es muy propia y bien seguida, aunque algunas veces la duplica, 6 confunde, particularmente en las Odas I, y III: por lo demás tienen todas. sobre la facilidad y pureza de estilo, tan natural á su Autor, la elegancia, belleza y soltura, que se pueden desear para la perfeccion de esta especie de Poesías.

9. LA RAQUEL, por D. Luis de Ulloa Pereyra, pag, 123.

Poema Epico, por carecer de muchas de las circunstancias, y requisitos que constitu-

yen la Epopeya, y por otros defectos, hijos del mal gusto del siglo de su Autor; pero lo noble de los pensamientos, la elevación y magestad de las expresiones, el decoro de las personas, lo bien tegido de la fabula, el alto numero y culto verso; y sobre todo, las muchas y graves sentencias de que está adoranado todo este Poema, le hacen muy digno del aplauso, que logra entre los Eruditos, y de que ocupe lugar en el Parnaso Español.

ARGENSOLA: Llevó tras sí los pámpanos Octubre, pag. 144.

so Ingenio, y mereceria sin duda uno de los primeros lugares entre los mejores Sonetos de la Lengua Castellana, si correspondiese á la hermosura del pensamiento el vigor del concepto de conclusion, segun las leyes del Epigrama. Parece que ha querido atribuirse á D. Francisco de Quevento, y como tal se halla estampado en algunas ediciones de este gran Poeta; pero el carácter de la versificación, sin otras pruebas, manifiesta su legitimo Autor.

II. ODA del Bachiller FRANCISCO DE LA TORRE: Rompe del seno del dorado Atlante, pag. 145.

Esta hermosa pintura del amanecer es una de las mejores Poesías, que con aquel supuesto nombre publicó su verdadero Autor D. Francisco de Quevedo; pues aunque esto no esté probado con las ultimas evidencias, las razones que lo persuaden son tan convincentes, que en buena critica no dejan recurso á la duda. Toda la presente composicion está llena de hermosas imagenes, y felices imitaciones de los mejores modelos de la antigüedad, y respira aquella dulzura, sonoridad, furor soberano, y demás gracias de que abundan singularmente estas Obras, que en su linea son sin disputa las mas perfectas que tiene nuestra Nacion.

12. MADRIGAL de Luis Martin: Iba cogiendo flores, pag. 147.

L'UE tan felíz este Ingenio en semejante especie de composiciones, como lo acredita la presente, que se encuentra en la citada Coleccion de Pedro Espinosa; y por lo dulce y delicado del pensamiento, la medida y precision con que le sigue, y la inimitable fe-

licidad, y hermosura de la conclusion, la ponen en primer lugar entre las composiciones, que de esta clase se pueden ofrecer en Lengua Castellana,

13. LAS LATINAS de D. Esteban Ma-NUEL DE VILLEGAS, pag. 148.

Odas las Obras de este gran Poeta tienen un merito singular; pero entre ellas se señalan con mayor excelencia las que llamo Latinas, y son la Egloga en Exámetros, los Sáphicos, y los Dísticos, por constar del mismo numero y medida que los versos de los idiomas Griego y Latino, con que hizo vér, que el nuestro es capáz de toda la grandeza y magestad de aquellos, hasta en la perfecta imitacion del metro; y con efecto consiguió que estas composiciones no se tengan por inferiores á las mas famosas, que en su especie nos ha con-servado la antigüedad. En la presente Egloga se hallan versos tan elegantes, tan llenos, tan sonoros, que la hacen digna de ponerse al lado de las de Theocrito y Virgilio, á quienes imitó tan diestramente nuestro Villegas en la idea, en el decoro y el artificio. Pero nada prueba mejor la destreza con que supo hacer familiares los primores de las Lenguas sabias, que los versos Sapbicos-adonicos; ni tampoco se puede Bb 4

dar igual egemplo de dulzura y amenidad en Lengua Castellana. No se ofrecen estas composiciones por únicas en excelencia y bondad, sino tambien por originales en su linea; pues aunque algunos Poetas, antes y despues de Villegas, se han egercitado en estas, y otras especies de metros Latinos; pero ninguno ha podido competir con nuestro Autor en el talento consumado, en la erudicion profunda, en la lectura inmensa de los mas insignes modelos de la antigüedad, y otras ventajas, que le colocar superior en esta clase á todos los Poetas de la Nacion, como hará patente la edicion completa y aumentada de las Obras de este doctísimo Varon, que verá el Público con brevedad.

14. CANCION de LUPERCIO LEONAR-DO DE ARGENSOLA: Alivia sus fatigas, pag. 157.

S una de las mas celebradas de este grande Ingenio, llena de hermosas imagenes, y similes muy propios, que junto con el puro y levantado estilo, que enoblece todos sus Escritos, hacen esta Pieza muy digna de la imitacion, y del aplauso. Escribióla á la Esperanza; y en un códice manuscrito, que muestra ser del tiempo del Autor, se halla la primera Estrofa, que falta en las Obras im-

presas, y es el fundamento de toda la Cancion. Dice asi:

Aplacase muy presto
el temor importuno,
y dejase llevar de la esperanza:
Infierno es manifiesto
no vér indicio alguno
de que puede en la pena haver mudanza:
aflige la tardanza
del bien; pero consuela,
si se espera á saber que el tiempo vuela.

15. SONETO del MISMO AUTOR: Trás importunas lluvias amanece, pag. 259.

S de los mas excelentes de Lupercio, y de la Lengua Castellana, por lo hermoso y ajustado del pensamiento, y lo felíz de la prueba de conclusion, con que cumple perfectamente con las leyes, y puede servir de modelo de semejantes composiciones.

16. SATIRA de D. Francisco de Quevedo Villegas, pag. 160.

Ontinúa el progreso de la Sátira Castellana con la presente Pieza, una de las mas célebres del mejor Satirico, y Juvenal de EsEspaña. Intitulóla: Epistola Satirica y Censoria contra las costumbres presentes de los Castellanos, y la dirigió al Conde Duque Don Gaspar de Guzmán en su valimento. A este utilísimo efecto pinta con tal viveza los males, y aplica con tanta discrecion los antidotos, que junto con la natural gracia, el donayre, la erudicion, el seso, y la absoluta posesion del Idioma, prendas inseparables de los Poetas Satiricos, acredita en nuestro Quevedo la antigua verdad de que estos han sido los mayores Poetas en todas las Naciones.

\$7. SONETO de CHRISTOVAL SUAREZ DE FIGUEROA: O bien feliz el que la vida pasa, pag. 167.

Allase entre las Poesías, que insertó este Autor en su Libro de La Constante Amarilis; y aunque el pensamiento, ni por la substancia, ni en el modo tiene nada de novedad, está expresado con facilidad y llaneza. En el progreso de esta Obra se publicarán egemplares, que acrediten el merito de este Poeta, y el juicio que de él hizo el célebre Miguél de Cervantes.

TEJADA: Caro Constancio, pag. 168.

Poetas ilustres se encuentra esta elegantísima Cancion laudatoria; y es en su linea una de las mejores Piezas, que hay en nuestra Lengua, á que tal vez realzaría mas poderse rastrear el sugeto á quien fue dirigida. Toda ella abunda de muy vivas imagenes, y similes muy propios y adequados; y generalmente está concebida con tal furor poetico, que agregado á la elevacion y magestad del estilo, y otras virtudes del ingenio, justifican el gran merito del de este ilustre Poeta Castellano.

19. LAS EGLOGAS DE VIRGILIO. EGLOGA I, y IV, traducidas por Gregorio Hernandez de Velasco, paginas 174, y 187.

L mas célebre Traductor de la Lengua Latina, que tiene la Castellana, es el Dostor Gregorio Hernandez de Velasco, no tan solo por las famosas Traducciones de Virgilio, sino por las demás que ocuparán el Parnaso Español. De estas dos Eglogas I, y IV, que solamente tradujo, como las mejores del Príncipe de la Egloga Latina, la primera,

éuvo nombre es Títiro, bastaba por si sola á dár á nuestro Autor todo el crédito que logra entre los inteligentes. No se hallará composicion Latina, reducida á la versificacion Española, mas puntual, ni mas elegante: ventajas que solo se pueden hacer demonstrables con el cotejo del original. Finalmente, es la Pieza alabada y citada de los Eruditos, como modelo y egemplar de Traducciones, á que realza sobre todo la destreza y magisterio con que poseía su Autor la Lengua Castellana, una de las primeras y mas precisas calidades de un buen Traductor, La Egloga IV no merece menos estimacion. Compúsola en verso suelto, esto es, quanto á la consonancia final; pero la observa rigurosamente en medio del verso siguiente : artificio muy ingenioso, que han practicado algunos de nuestros célebres Poetas con no menos aplauso, ni trabajo, que en los finales; y mucho mas apreciable ciñendose al concepto de una version tan fiel, tan elegante, y tan rigurosa como la presente.

EGLOGA III, V, VII, y VIII, traducidas por Fr. Luis de Leon, paginas 180, 192, 204, y 209.

Espues de Gregorio Hernandez merecen el primer lugar entre las Traducciones

de Virgilio las que hizo el Maestro Fr. Luis de Leon, que fueron de las Eglogas y Georgicas. Para completar la Obra de las diez Eglogas, se insertan las quatro presentes de nuestro Autor (menos la II, que ni de él, ni de otro alguno se ha tenido por conveniente incluirla en esta Coleccion), en las quales se encuentra (con particularidad en la Egloga V) aquel grado de perfeccion, que requieren estos trabajos, y á que han subido todos los de este doctísimo Poeta Castellano.

EGLOGA VI, IX, y X, traducidas por Christoval de Mesa, paginas 198, 216, y 221.

CHristoval de Mesa es el único Traductor general de todo lo mas famoso de Virgilio; y haviendo parecido conveniente variar de Traductores entre los mas clásicos, para mayor hermosura y amenidad de la coleccion de las Eglogas, se insertan las tres restantes de este Autor, mediante no desmerecer ponerse al lado del antecedente, escogiendo entre ambos las mas distinguidas. Esta proporcion y ensanche nos facilita la abundancia de Traductores de Virgilio, que tiene nuestra Lengua; pues aun sin ceñirse á los tres referidos, tenemos otros tambien de clase y merecimiento, desde

quan de la Encina, cuya Traduccion es excelente respecto al lenguage de aquellos siglos, y se imprimió con sus demás Obras en Zaragoza en 1516. Asimismo las que hicieron Juana de Guzman, y Francisco Sanchez Brocense, su Maestro, impresas en 1586, sin acordarnos de la que antiguamente executó D. Enrique de Villena en 1428, porque yá no existe, y la que ultimamente publicó D. Francisco Enciso y Monzon en 1699, por ser de muy poco momento. De las tres Eglogas presentes puede asegurarse que tienen todas las calidades de buena traduccion, y que Mesa poseía con ventaja las dos Lenguas, aunque la abundancia de sinalefas, y otras figuras de que henchia sus versos (contrario en esto á Fr. Luis de Leon, que pecó en el vicio opuesto, por su falta) los hace un poco duros y dificiles; pero no les quita del todo la autoridad, ni desluce las prendas de Poeta, que tenia su Autor.

20. EPISTOLA de BARTHOLOMÉ LEONARDO DE ARGENSOLA: Fabio, las esperanzas cortesanas. INEDITA, pag. 226.

E Sta hermosa Pieza yacía ignorada y confundida entre las muchas ineditas de los dos Leonardos, que existen en poder de algunos

Cu-

Curiosos; y oy, que se ha logrado sacar á la pública luz, se ofrece con gran satisfaccion, como una nobilísima Sátira, 6 juicioso Sermon contra el vicio de la codicia, y vana pompa de los Cortesanos. Ella misma, sin otras pruebas de legitimidad, manifiesta ser parto del severo juicio y delicado ingenio del Rector de Villa-bermosa, y que la escribió en los ultimos años de su vida, segun resplandece en toda ella la luz de un sólido desengaño, y convence la maduréz de los avisos, la profundidad de las sentencias, y las máximas de la mas sana y segura Filosofia. Finalmente, es una Pieza, que por el asunto, el orden. la erudicion, el estilo, la elegancia del verso, y otras ventajas, se puede asegurar, que entre todas las producciones, que conocemos impresas de este immortal Ingenio, no hay otra que compita con ella. Pudiera haberse aclarado mas, ó mudado el sentido á una, ú otra expresion, al mismo tiempo que ha sido necesario suplir algunas, que estaban totalmente obscurecidas; pero se ha omitido por guardar toda fidelidad al manuscrito, mediante tener algunas apariencias de original, ó á lo menos de exacta copia, executada en tiempo del Autor, segun la forma de la letra, y otras señales.

27. EPIGRAMA del mismo Autor: Quatro dientes te quedaron, pag. 233.

S el 20 del Libro I de Marcial: Si memini fuerant tibi quattor, Ælia, dentes &c. y es una de aquellas pequeñas muestras, que sin recurrir á grandes y corpulentas Traducciones, acredita las facultades de nuestra Lengua en una buena mano; pues siendo el Epigrama por su naturaleza y sus leyes una de las cosas mas dificiles de transferir á otro Idioma, sin pérdida de su nativa fuerza, su puntualidad y precision, se halla el presente, no solo tan puntual, tan idéntico, y tan preciso, sino tan ventajoso en todas estas partes, que no se puede ofrecer duda en la preferencia de la copia al original.

22. AMINTA: Fabula Pastoral de Torqua-To Tasso, traducida por D. Juan de Jau-REGUI, pag. 234.

SI como esta composicion es una de las Obras mas perfectas, que en su género hay escritas, asi tambien la presente Traduccion es una de las cosas mas excelentes que
tiene la Lengua Castellana; por cuyo mérito
singular pedia que no se difiriese su insercion
del primer Tomo de nuestro PARNASO, para
que

que la disfrute quanto antes el público con la novedad y ventajas que se le ofrece. Im-primióla completa la primera vez nuestro JAUREGUI en Roma año de 1607, cuya edicion es yá sumamente rara; y la reimpri-mió despues en Sevilla año de 1618, que es la que comunmente se conoce ; pero diminuta, y tan corregida, que apenas se encuentra verso sin reforma: de suerte, que atendida esta mudanza y variedad, casi se puede reputar, si no en la substancia, en el modo, por version distinta. En este supuesto se presenta esta admirable Pieza con toda su perfeccion, tomada de ambas ediciones; esto es, siguiendo la integridad de la primera y la correccion de la segunda, con el aumento de mas de cien versos, que es todo el razo-namiento que hace Tirsi á Aminta al fin del primer Acto, y algunos mas en el discurso de primer Acto, y algunos mas en el discurso de la Obra. La causa que pudo mover á nuestro Poeta á una reforma, y trasiego de versos tan considerable, bien se deja conocer atendiendo á lo ventajoso de la correccion, y enmienda de la edicion de Sevilla; pero no la que le pudo obligar á suprimir un pasage entero tan notable y difuso, y tan excelentemente traducido: pues aunque se quiera atribuir á que, como docto en el Arte, le pareció algo impertinente. A mas propio da pareció algo impertinente, 6 mas propio de

un Poema Epico, que del Dramatico; pero un mero Traductor no es responsable de los defectos de una Obra, aun dado que lo sean. De qualquiera forma gozará hoy el Público de esta célebre Traduccion con el complemento que hasta aqui no ha tenido, ni aun noticia de una falta, que segun la des-treza con que nuestro Traductor unió los cabos, jamás huviera conocido sin el cotejo de su original. Si los elogios fuesen solo el objeto del presente juicio, ancho campo nos ofrecian para explayarse en ellos las ventajas y perfecciones, que dán á esta Obra la pre-ferencia sobre todas las Traducciones Castellanas; y entre ellas la puntualidad y precision con que supo nuestro Español reducir al propio y casi determinado numero de versos los mismos pensamientos y expresiones, con tal fuerza y viveza, que muchas veces no solo los exprime, sino que efectivamente los mejora: primor que se hace mas notable por la mayor dificultad que se ofrece en todas las Traducciones, y es (como prueba bien nuestro Autor) trasladar los idiotismos propios de cada Lengua á otra diferente, y mucho mas en el estilo pastoril, que consien-te todo género de frases humildes y vulgares. Aunque toda la version es tan perfecta y cabal, y se sostiene con igual tesón hasta el fin.

fin, es necesario señalar algunos pasages, que sin embargo se observan mas particulares y sobresalientes, como son el Prologo del Amor, toda la Scena de Silvia y Dafne, y la de Aminta y Tirsi, ambas del primer Acto: la Scena de Sátiro solo, y la de Dafne y Tirsi, ambas del Acto II; y la Scena de Tirsi y el Coro, al principio del Acto III; pues si bien que el mérito de esta ventaia provence de conseguir de co que el mérito de esta ventaja provenga de su original, no es menos digna de aplauso la ha-bilidad de nuestro célebre Traductor en haverle sabido, no tan solo copiar perfectamente, sino avivar los toques con nuevo espíritu y colorido. Usó JAUREGUE del verso libre, imitando hasta en esto al Tasso, como en reaimitando hasta en esto al Tasso, como en rea-lidad muy propio del Drama; pero le usó con harmonía, dulzura, y elegancia tan sin igual, que aun teniendo muchos egemplares en nuestra Lengua, con este solo se puede justificar la poca necesidad de la rima para ilegar al último extremo de la sublimidad y perfeccion del estilo poetico. Sin embargo, no fue tan nimio, que desechase los consonan-tes, quando le ocurrian con naturalidad, y precision: circunstancia que dá no poco real-ce y hermosura; y á este fin usó en los Co-ros de los versos ligados, siguiendo tambien ros de los versos ligados, siguiendo tambien en esto la práctica del Tasso, y dándoles en la translacion nueva belleza y gala. Basta por Cc 2

último, presentar esta Pieza de examen para modelo de Traducciones, y vergüenza de los que se arrojan á traducir semejante especie de Poemas, sin un talento y suficiencia semejantes; asegurando, que si la Italia se gloría tan justamente con el original, sin embidia alguna debe gloriarse España con la copia.

23. ROMANCE de Lope de Vega Car-P10: A mis Soledades voy, pag. 323.

OS Romances Castellanos son el depósito de las sentencias y los conceptos; asi porque fueron por muchos tiempos el metro mas comun en todos los Poetas, de que tenemos tantas pruebas en las Colecciones de los Romanceros, como por cierta proporcion, que facilita el verso octosilabo para expresar mas llanamente los pensamientos, y franquéa la mera asonancia, sin el cautiverio de la rima. Nuestro Lope fue mas feliz que todos en esta especie de composiciones, porque la prodigiosa fecundidad de su ingenio, y la natural corriente de su estilo, hallaban la mayor conformidad y conveniencia en ellas; y el presente Romance es uno de los mas apreciables, que se encuentran en sus Obras; y como estas Poesías no se hicieron para grandes asuntos, ni para tratar altas materias, no se dehen

ben pretender en ellas tanto la grandeza, la disposicion, el ornato del argumento, quanto la solidéz de las sentencias, con la hermosura del estilo, la pureza de la frase, y otras circunstancias de igual calidad, que hermosean esta Pieza, y otras semejantes de su Autor.

24. ODA del Bacbiller Francisco de la Torre: Sale de la sagrada, pag. 323.

pita en las pinturas de las imagenes naturales y artificiales, que son el alma de la Poesía, con las que abundan prodigiosamente en las Obras de este supuesto Autor. A la hermosa pintura del Amanecer, que queda inserta, corresponde esta bella descripcion de la Primavera, igual en todo en quantas virtudes y primores manifestamos en aquella, caracterizan estas inimitables Poesías.

25. SONETO del MISMO AUTOR: Buelve, zestro, brota, viste y cria, pag. 329.

L presente Soneto pudiera pasar por uno de los mejores, que contienen dichas. Obras, si á la natural dulzura y amenidad del estilo, y á la gallardía de la imagen, con que le establece, correspondiese mejor la tra-

Cc 3

vazon del argumento, y aplicacion de la figura poetica á la prueba del concepto final.

26. EPISTOLA de Alonso Ezquerra á Bartholomé Leonardo de Argensola: De esta Casa del Nuncio propiamente. Inedita, pag. 330.

esta Pieza, que el nombre de su Autor en el Catalogo de los Poetas Castellanos. Escribióla el Canonigo Alonso Ezquerra desde la Carcel de Valladolid, donde se hallaba preso, á su grande amigo el Rector de Villabermosa, y en su contexto manifiesta, á buelta de los útiles avisos y cuerdos desengaños, los efectos de la emulación, la embidia, la injusticia, y otros daños, que le tenian reducido á aquel estado, como asimismo un ingenio sobresaliente y maduro, exornado con una erudición fecunda, un estilo natural, y una versificación harmoniosa, corriente, y conforme al genio y leyes de la Poesía Epistolar.

27. RESPUESTA de Bartholomé Leo-NARDO DE ARGENSOLA à Alonso Ezquerra: Pues bablar de las cosas propiamente. EPIS-TOLA inedita, pag. 333.

AN puntual y precisamente respondió el Doctor Bartholomé Leonardo de ArARGENSOLA al Canonigo Ezquerra, que no solo conforma con él en las propias máximas, en los avisos, y en los pensamientos, sino que quiso tambien conformarse en la rima, respondiendole por los mismos consonantes. Por las demás calidades del estilo, y versificacion se manifiesta en la ventaja de esta Pieza á la antecedente (que ambas existian ignoradas bajo un mismo manuscrito) la que hacia su Autor á muchos Poetas de su tiempo.

28. CANCION de GASPAR GIL Polo: En el campo venturoso, pag. 336.

T Ntitula su Autor á esta bella Poesía: Cancion de Nerea en su estimable Libro de Diana enamorada, donde la refiere en boca de aquella Ninfa, al modo que los Poetas antiguos daban el nombre de Canciones á las mas de sus Poesías amatorias, aunque ni la calidad del metro, ni la idéa del estilo convienen, segun el mejor gusto, á esta especie de composiciones. Mas por lo que mira á la delicadeza de los pensamientos, á la pureza de la frase, y á la belleza de las expresiones, es una de las Piezas mas excelentes, que en su género hay escritas, solo conocidas y apreciadas entre los inteligentes, y prácticos en el ancho, é insondable pielago de la Poesía Castellana.

## (xxviii)

29: SONETO del MISMO AUTOR: Probaron en el campo su destreza, pag. 342.

Allase al fin del citado Libro de la Diana, y es uno de los mas famosos de nuestra Lengua, porque establece, sigue y concluye el pensamiento, sin escaséz, ni redundancia de materia, que unido á la pureza, llenura y precision del verso, forman toda la exactitud, que piden las leyes del Epigrama, ó Soneto.

36. FABULA DEL GENIL por Pedro Espinosa. Idilio, pag. 343.

Creditó este Autor su inteligencia, y buen gusto en la Poesía con la pequefia Coleccion, tantas veces citada de Flores. de Poetas ilustres; pero manifestó su gran talento en el presense Idilio, cuya publicacion debemos á aquella Obra. Puede asegurarse, que en su linea es Pieza original, donde lucen á competencia el furor poetico, el enthusiasmo, la abundancia y propiedad de las
imagenes, la valentía y hermosura de las
pinturas, ó descripciones, la imitacion y el
gusto de la antigüedad, y la dulzura y pureza del estilo. Sobre todo sostiene y concluye la fabula con tal arte y primor, que por

sola esta circunstancia merece esta excelente composicion la preeminencia entre todas las semejantes que tiene la Lengua Española, y el paralelo con las de la Griega y Latina.

31. EPISTOLA de Andrés Rey de Artieda: Es la Comedia espejo de la vida, pag. 352.

Sta Epistola sobre la Comedia, dirigida al Marqués de Cuellar por Micer An-DRÉS REY DE ARTIEDA, es la Pieza mejor que se encuentra en su Libro intitulado: Discursos, Epistolas, y Epigramas de Artemidoro, y la única que por su idéa hay escrita en verso Castellano. Porque aunque muchos varones doctos, é ingenios ilustres han tratado este punto, ninguno ha reducido de próposito á una tan excelente Sátira como la presente los defectos y abusos de la Cómica Española, porque han sido muy pocos los que han poseído un juicio tan sólido, y un espíritu de censura tan severo, y tan despejado como ARTIEDA, que con las demás calidades de la erudicion, el donayre, la buena moral, la ironía, la crítica, y la propiedad y elegancia del metro, hacen tan digna y recomendable esta Pieza entre quantas se han dedicado á ventilar la materia.

32. SONETO del mismo Auton: Como á su parecer la bruja vuela, pag. 360.

A L paso que no hay composicion mas dificil de llegar á la perfeccion, no hay otra que mas abunde en nuestros Poetas. Porque como el Soneto por su extension y proli-gidad pide asunto, que llene todos sus espa-cios, y vaya dirigiendose por sus grados respectivamente al concepto principal, son muchos los que, vacíos de materia digna y suficiente, quedan solo un confuso agregado de voces, y consonantes. Para egemplo de perseccion, y dechado de Epigramas exac-tísimos puede servir este excelente Soneto, que merece el lugar mas distinguido entre los mejores de la Lengua Castellana; pues con dificultad se hallará otro, que mas precisa, y ajustadamente se ciña al pensamiento, sin que le sobre, ni le falte cantidad, ni palabra. La invencion del simil es original, y su aplicacion moral á los discursos vanos felicisima; y guarda toda su graduacion y decoro hasta el golpe de la conclusion con tal destreza y gracia, que no le queda mas que desear al Arte, al gusto, ni á la censura mas escrupulosa: de suerte, que este solo Epigra-ma bastaba á vindicar el talento de nuestros Poetas para estas composiciones, que tantas de

## (xxxi)

de su misma especie han deslucido, y vulgarizado.

33. CANCION de Thomé de Burgui-Llos, pag. 361.

Allase entre las Rimas jocosas, que con el supuesto nombre del Licenciado Thomé de Burguillos, publicó su verdadero Autor Lope de Vega, que en su linea es digna de mucha estimacion, tanto por lo extraordinario y festivo del pensamiento, como por lo gracioso y ridículo de las imagenes y pinturas, con que le exorna, y se burla de algunos abusos de la extravagante fantasía de muchos Poetas, llamados cultos en su tiempo, siguiendo el ridículo sin decadencia, ni alteracion hasta el fin, á que completa la fluidéz, pureza y naturalidad de estilo de su Autor. Tambien se halla esta Pieza inserta en la referida Coleccion de Flores de Poetas ilustres, impresa en 1605; por donde se verifica, que la tenia LOPE compuesta mucho antes de publicarla en las Rimas de Burguillos, como impresas en 1634; pero aora se ha seguido, y debe estimarse esta última publicacion por mas correcta, y mas limpia de algunas frases algo groseras, ó menos decentes con que se publicó en las primeras ediciones.

FIN.

(xxxii)

## NOTA.

Unque se previno en el Prologo, que esta Colección se dividiría en Artículos, ó Quadernos sueltos, despues con mejor acuerdo no se ha tenido por correspondiente aquel método para una Obra de esta autoridad y carácter.

E.4.



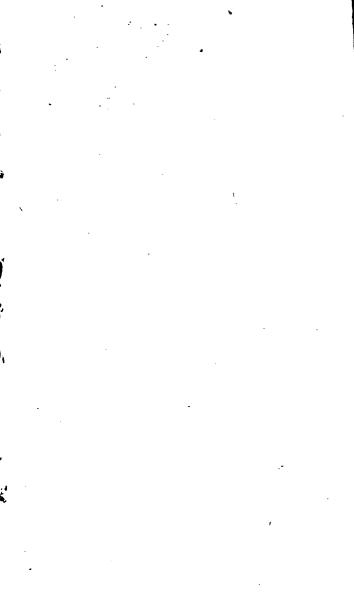

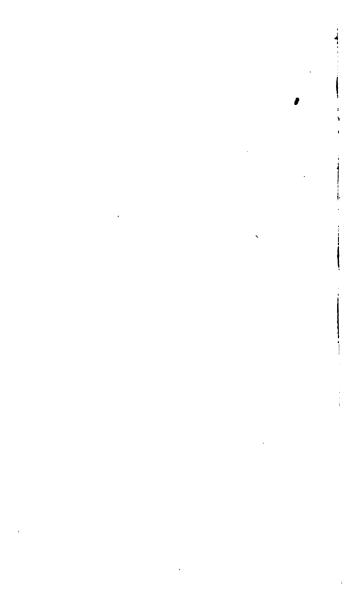

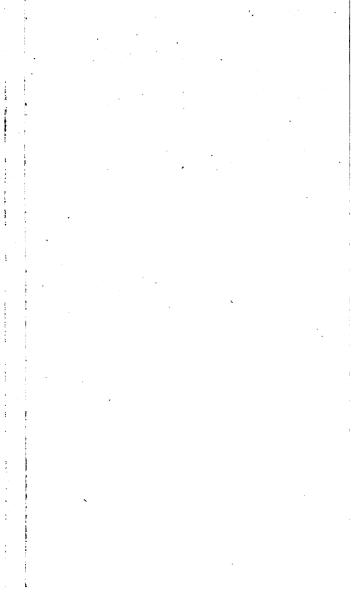





